

## LA ARCADIA, COMEDIA FAMOSA DE LOPE DE VEGA CARPIO.

#### DIRIGIDA

AI DOCTOR GREGORIO LOPEZ MADERA, DEL CONSEJO SUPREMO DE S. M.

e haber llegado Vm. por tan justos méritos al lugar que tiene le premo Consejo, le dan el parabien entre infinito número de icionados á sus virtudes y letras, todos los naturales de su patria, que nto ha honrado con los singulares frutos de sus estudios, y á los que icriben el arte de la Poesía de las comedias, pueden asimismo darsede que Vm. haya sucedido en la proteccion y amparo de las que ara serlo de los pobres, y honesto entretenimiento de esta Corte, se Ibresenan en ella, y en las demas ciudades de España. De estas he estito mchas, que con ingenio particular me dediqué á este género de letrasdesde mis tiernos años, aunque para dar satisfaccion de otras storesen diversos libros llamé á las Musas á mas sublime estilo, storesse diversos fibros fiante a succesario, pues ni el Heroyco <sup>©ra</sup> Iírico, ni el Epigramatario Trágico. Así los describe Crinito, y dieros á los Cómicos notables honras Italia y Grecia, tanto que nun-Parece cue acaban de alabar graves autores las fábulas y comedias Sexto Inspilio, mayormente la Lyndia, donde celebran aquellos enarios, e que hoy se hiciera tan poco advertimiento en los teaos de Espaa. De las que he escrito, si bien inferiores á las de tanos ingenios que las escriben con suma felicidad y elegancia, he dado luz algum para remediar, si pudiese, que las impriman, como lo an hecho, an desfiguradas de sus principios, que tales agravios no han recilio en el mundo de autor vivo, ni tales testimonios levantado á entendimiento muerto; porque mas parecen sueños que versos, y mas locuras que sentencias: de las que he dado á luz es esta la quinta parte, y en órden á las demas la décimatercia. Debiase su diseccion justamente á Vm., como primitivo don del nuevo cargo, que ya estos campos son suyos; y pues en algunas se trata tanta variedadde letras humanas y divinas, ¿á quién mejor que al Príncipe de todas, :0mo son evidente exemplo? L'as animadversiones al derecho, las exelencias del Bautista, los santos de Granada, y las grandezas de Esa. ña, que á escribirlas otra pluma, la de Vm. fuera la mayor suya. s pero entre otras cosas, que quien ha escrito é impreso (si bien enan distintas y altas materias), se dolerá de los que escriben, y que ao ra tendrá remedio lo que tantas veces se ha intentado, desterrandode los teatros unos hombres que viven, se sustentan, y visten de hurti los autores las comedias, diciendo, que las toman de memoria lo oirlas, y que este no es hurto, respecto de que el representant las vende al pueblo, y que se puede valer de su memoria, que lo mismo que decir, que un ladron no lo es, porque se vale de s entendimiento, dando trazas, haciendo llaves, rompiendo rejas giendo personas, cartas, firmas, y diferentes hábitos. Esto, no se lo es en daño de los autores, por quien andan perdidos y enpeñdos; pero lo que es mas de sentir, de los ingenios que las ecriben porque yo he hecho diligencia para saber de uno de estos, amado el de la gran memoria, si era verdad que la tenia, y healis leyendo sus traslados, que para un verso mio hay infintos su/051 llenos de locuras, disparates é ignorancias, bastantes á quitar la ion" ra y opinion al mayor ingenio en nuestra nacion y las extrangeras donde ya se leen con tanto gusto; pues si aquel antiguo poeta que' bró al ollero los vasos con el báculo, porque cantaba nel sus vet sos, qué harán los que ven contrahacer los suyos de oroen barro? La memoria llamó Aristóteles. Habitus phantasmatis, y e otra par te Figurationis, en oradores y jurisperitos famosa joya, ¿quirida y aumentada con la cultura, como Ciceron lo dixo; pero siel filósofo siente que Magis memoria vigent, qui obtuso, hebetique irenio sunh claro está que no pudiendo este adquirir de oir represent una co,

media toda, ha de suplir sus defectos con sus versos; y que siendo de tan corto ingenio, ha de ser disparates lo añadido, porque no es posible que en tanta copia de figuras y diversidad de acciones pueda percibir á la letra mas de lo que permite la brevedad del tiem-Po en que las oye, y que desde allí al que las escribe ha de pasar distancia: y así llamó S. Agustin á la memoria Infida custos, y en su ciudad de Dios dixo: Quis enim dubitet multo esse melius habere bonam mentem, quam memoriam quamtumlibet ingentem? En sus Tusculanas la llamó Tulio Rerum signatarum in mente vestigium; pero no Para las mismas palabras, dicciones y versos, donde seria tan notable defecto faltar una sílaba, quanto mas una cadencia. Al Ilustrísimo Arzobispo de Toledo Don Bernardo de Roxas oí un sermon entre los dos coros, y se le envié el dia siguiente escrito en verso, como anda impreso en mis Rimas Sacras. Esto es posible, porque no se obliga la memoria á las mismas palabras, sino á las mismas sentencias, y es mas fuerza del ingenio que suya; pero percibir rigorosamente una fábula toda de solo oirla las veces que se representa, fuera cosa rara, mas no la habemos visto: confieso que es una excelente Potencia, que, Non modo philosophiam, sed omnis vitæ usum, omnesque artes una maxime continet, y así la estimo, pero con invencion y mentira la desalabo. Hombres ha habido de gran memoria. Plinio y Gelio escriben de Mitridates que sabia las lenguas de veinte y dos naciones sujero á su imperio: dos mil nombres recitaba Séneca, y esto mismo hacia el Ilustrísimo señor Don Iñigo de Mendoza, catedrático en la universidad de Alcalá, quando yo estudiaba en ella: Scipion sabia los nombres de sus soldados; y en las divinas letras supo Esdras de memoria toda la ley y doctrina de los Hebreos: Porcio Romano escribia, y lo mismo estudiaba sin volverlo á leer; pero estos son hombres raros, y excepciones de la regla general de Aristóteles, como es exemplo el insigne jurisconsulto Don Francisco de la Cueva y Silva; ¿pero estos que en un acto de comedia ponen innumerables desatinos, qué memoria tienen? Vm. pues pondrá remedio, por buen principio de su proteccion á este abuso, y recibirá en su amparo la primera comedia de este libro, que puesto que es de pastores de la Arcadia,

A 2

200

no carece de la imitacion antigua, si bien el uso de España no admite las rústicas bucólicas de Teocrito, antiguamente imitadas del famoso poeta Lope de Rueda. Esto entre tanto que se le dirigen mayores obras, y se celebra su clarísimo nombre, digno de eternos mármoles, aunque ningunos lo serán mas que sus mismos escritos, donde la envidia está suspensa, y ella misma alaba lo que admira, que es la mayor victoria.

Capellan de Vm.

Lope de Vega Carpio.

# LA ARCADIA, COMEDIA PASTORAL

DE LOPE DE VEGA CARPIO.

#### PERSONAS.

Belisarda.
Anfriso.
Silvio.
Ergasto.
Salicio.
La diosa Venus y Cupido.
Anarda.

\*\* Bato.

\*\* Flora.

\*\* Olimpio.

\*\* Erondoso.

\*\* Cardenio.

\*\* Lidio , Vireno y Pastores.

\*\* Música , &c.

#### ACTO PRIMERO.

Sale Belisarda Pastora.

Belie. TErmosas luces del cielo, que influis en los mortales ya los bienes, ya los males, Ya las mudanzas del suelo; supuesto que vuestro zelo es seguir vuestro camino, qué inclinacion, qué destino es este, con que mi amor va conduciendo mi honor al último desatino? A qué mas puede llegar la fuerza de un pensamiento, que á no tener sentimiento de morir, y porfiar? La razon no halla lugar, Porque amor, amor no fuera, quando á la razon le diera, Puesto que amar altamente ya es razon; mas fácilmente no ama bien quien mal espera.

¿Qué esperanza queda en mí quando à un tirano me dan, y dividiéndome van del primero bien que ví? de Anfriso dicen que sui, estos prados, y estas fuentes, cuyas flores y corrientes son los testigos mayores de mis presentes favores, y de mis penas ausentes. Ay sitio ameno y florido, quales horas tuve en vos! ¿tan grande amor de los dos se ha de trocar en olvido? ; un bien seis años querido, padre ingrato, dexar puedo? casarme yo?

Dice dentro Anard. y sale á su tiempo. Anar. No hayas miedo. Belis. Oh que bien me respondió!

Anar.

Anar. No hayas miedo, porque yo á Daphne en rigor excedo. Belis. ¿Eres tú la que dixiste no hayas miedo? Anar. A una zelosa dixe; Belisarda hermosa, el no hayas miedo que oiste.

Belis. ¡ Qué estado de amor tan triste! Anar. Pidióme, que si me hablase su pastor, no le escuchase, y respondí, no hayas miedo.

Belis. Si hacerte mi Apolo puedo, tu voz por respuesta pase. Ay Anarda, el padre mio ha resuelto de casarme con Salicio, y yo á quejarme salí al prado de este rio; y como en amar porfio á Anfriso, casarme yo, dixe, y tu voz respondió á este tiempo, no hayas miedo, de que ya con menos quedo --tomando á mi intento el no.

Anar. Pues no hayas miedo que sea, que fuera de que es injusto casarte contra tu gusto, ya el cielo tu bien desea; pues en tus miedos emplea mi voz para darte aviso.

¿Sabe estas nuevas Anfriso? Belis. Ya las debe de saber, que en cl alma desde ayer de mis sucesos le aviso.

Anar. No entiendo. Belis. Amor le est. del alma en el mismo centro, y así quanto pasa dentro lo vé tambien como yo: quando mi padre me habló, Anfriso oyéndolo estaba, que á los ojos se asomaba para oir lo que decia, por donde tambien salia quando yo á veces lloraba. Porque en tan fuerte ocasion mis lágrimas de improviso eran pedazos de Anfriso, que lloraba el corazon; que si en el verano son hielos las aguas del cielo,

que no es en mi amor espanto, que del calor y del llanto se engendren almas de hielo. Anar. Pésame de tu desdicha; pero al fin, es cierta cosa que no fueras tan hermosa si tuvieras mejor dicha.

qua ndo graniza, rezelo

Belis. En una palabra dicha toda mi desdicha, Anarda, es, que la muerte me aguarda en los brazos de Salicio.

Anar. Bien dan tus ojos indicio de tu dolor, Belisarda; mas mira qué puede hacer en tu servicio una amiga.

Belis. Porque yo no se lo diga, que sé que no he de poder, si le ves, hazme placer de decirle que me casan.

Anar. El valle sus cabras pasan, yo le diré tu suceso.

Belis. Dile como estoy sin seso, y que sus ojos me abrasan. Anar. Haced fiestas pensamientos, haced nuevas alegrías vanas esperanzas mias; baxad, no andeis por los vientos, árboles, que siempre atentos estuvisteis á mis penas; aguas puras y serenas, donde mirandome estoy, oid las nuevas que os doy,

de nueva esperanza llenas. A Belisarda ha casado su padre, por cuyo efeto saldrá de mi amor secreto en público mi cuidado: de mi alma ha sido amado ba Anfriso sin esperanza; pero en aquesta mudanza confio que ha de ser mio, que en las del tiempo confio, que el tiempo todo lo alcanza. Quando este mi amor nació, aquestos sauces nacian; quando ramas altas crian,

verdes esperanzas yo.

Be-

Belisarda las perdió, yo las hallé, ya son mias, lustas son mis alegrías, ioh lo que los tiempos saben! pues no hay cosa que no acaben las mudanzas de los dias.

las mudanzas de los dias. Salen Anfriso y Silvio. of. Seguro estoy, Silvio amigo, de que me pidas albricias. Ni tú dármelas codicias, ni yo las nuevas te digo, Para que albricias me des de que tu dueño se casa. Anf. Anarda el arroyo pasa. Mv. Haránle cristal sus pies. Anar: En el color alterado, Anfriso, he visto que ya de mi cuidado será escusado tu cuidado. Belisarda me pidió, de casarse consolada, que te diese la embaxada, Pésame de serlo yo, que á los amigos procuro esci car qualquiera pena. Inf. Que está de infinitas llena tal nueva, Anarda, te juro; Pero no digas que has sido quien la pena me ha escusado, Porque mayor me la has dado. con lo que viene anadido. Solo de Silvio entendi ser Belisarda casada,. mas que estaba consolada, solo lo entiendo de ti. ¿Cómo sabes que lo está? Anar. Porque en las demostraciones, se miran los corazones. que no se penetra alla. Es como espejo la cara adonde el alma se mira: la pena, el amor, la ira en su cristal se declara;

y si ella en ella tuviera

el espejo diera aviso,

y en la cara se le viera.

dolor de perderte, Anfriso,

Inf. Por dicha, como no piensa

obedecer á su injusto padre, no muestra disgusto de la suya, y de mi ofensa, que tantos años de amor no se desprecian ansí.

Anar. Yo digo lo que entendí: perdona, Anfriso, mi error. Pero quando consolada, ó por consolar esté, tú eres hombre, que yo sé que se te dé poco ó nada: fácilmente os consolais, fuera de que eres pastor digno de tenerte amor.

Anf. Y vosotras ¿quándo amais?
Anar. Quándo? Anf. Sí. An. ¿Quieres
la verdad? Anf. Eso deseo, [saber
que ninguna ó pocas veo
firmes, Anarda, en querer.

Anar. Dexando las que se precian de invenciones, y de extremos, nunca de veras queremos sino quando nos desprecian.

Anf. ¿De esa suerte, nunca he sido de Belisarda estimado?

Anar. Lo que he dicho no he sacado de experiencia que he tenido, que aunque os confieso que quiero, por este cielo, pastores, que no sabe mis amores la causa por quien yo muero.

Anf.: Pues de qué saben que adquieren amor siendo despreciadas?

An ar. Porque viven descuidadas

en sabiendo que las quieren.

Silv. Anarda, de tí me espanto,
cómo quieres sin decillo,
porque querer, y encubrillo
no es amor, y si es, no tanto.
Amor es fuego, y el fuego,
aunque le encubran, presumo
que ha de decir por el humo,
aquí estoy, y verse luego.

Anar.: Qué sabes tú, Silvio amigo, si mi dueño está empleado en otro mayor cuidado, por quien á callar me obligo? Que era término grosero,

204 y ocasion para perderme, que no pudiendo quererine, le dixese que le quiero. Silv. Tienes, Anarda, razon; mas quiero un consejo darte. Anar. ¿Es mudar en otra parte esta mi loca aficion? Silv. ; Parécete mal? Anar. Muy mal; mas quiero mis pensamientos, que quantos merecimientos tiene el mejor mayoral. Silv. ¿ Quánto va que te adivino á quien amas? Anar. Ya sé yo que en Arcadia os enseñó varios hechizos Clarino; Anar. Siete letras tiene en todo. Silv. Seis, Anarda, tiene el mio; qué desdichado soy yo! en una que me faltó, salió mi suerte en vacío. Anar. En siete partes estan estas letras repartidas, una tiene amor. Anf. No pidas mas señas, que hartas te dan. Anar. Otra la noche. Silv. No son enigmas sin causa alguna. Anar. La tercera la fortuna, y la quarta la razon: la injuria tiene la quinta, sabiduría la sexta, la séptima el oro; en esta cesa esta cifra sucinta. Y aunque en enigmas la fundo, no ha un hora que no pudiera decirla, ni me atreviera Anf. Entiendes esto? Silv. Yo no: consultemos á Clarino,

pero yo os diré su nombre. (modo? Silv. Su nombre? An. Si. Silv. De qué. Silv. Siete letras? An. No te asombre. por los tesoros del mundo. Vase. á Benalcio, al sabio Alcino. Anf. Lo que puedo entender yo con alguna diligencia, nunca á nadie lo pregunto; y si todo el nombre junto no tiene mas alta ciencia, que sacarle de esas partes,

verás como en las primeras letras consiste. Silv. Aunque sueras un Apolo en estas artes, no adivinaras mejor. Anf. ¿ Quién en el principio está! Silv. Amor. Anf. Su letra será A, que en A comienza amor. Silv. Luego la noche. Anf. Una N tiene la noche enemiga del sol. Silv. La fortuna amiga viene tras ella. Anf. Esa tiene una F. Silv. No por firme, que de mudable y ligera, por falsa, fingida y fiera la letra se le confirme. Luego viene la razon.

Anf. Una R dí adelante. Silv. La injuria. Anf. Una I, bastante para qualquiera traicion. Silv. Luego la sabiduría. Anf. Esa letra tienen pocos,

mas vuelvenia B mil locos. Silv. Cómo B? Anf. Bachillería. Y de eso sin duda nace el engaño que se vé, pues se quedan en la B, que es quanto sabe quien pace.

Silv. Luego el oro. Anf. El oro es letra que quien la alcanza á tener le basta para saber, porque todo lo penetra. En fin es O, y es la O en que todo el mundo fundo, quien le tiene manda el mundo, y quien no le tiene, no.

Silv. Pues en efecto, ¿ qué quiso decir? Anf. Ya las junto. Silv. Di. Anf. A. N. F. R. I.

S. y O. dicen Anfriso. Silv. Por Apolo que es verdad, y que se declara Anarda, como ve que Belisarda se casa. Anf. Fué libertad, aunque disfrazada así, que no es Belisarda acaso pastora de á cada paso para olvidarse de mí. Ni yo, Silvio, tan grosero,

946

que así la puedo olvidar; ella me sabrá pagar lo que yo la estimo y quiero; que no hayas miedo que pueda casarla el padre cruel. Silv. El viene, y viene con él el novio. Anf. Ya no me queda Salen Ergasto, viejo, y Salicio. color, ni habla. Sal. Para mí no hay dote de mas valor que su hermosura. Erg. El amor, Salicio, lo dice así; mas los hombres, en efeto, y llegados á casar, siempre os quereis aumentar. Sal. Ergasto, si eres discreto, ¿ por qué en interes te pones con quien ama? Erg. Porque es bien aumentar la hacienda en quien se aumentan obligaciones. Anf. Ellos su concierto tratan, no los puedo oir, ni ver,

que aunque sé que no ha de ser con que lo traten me matan. Echa, Silvio, por aqui. Silv. A Belisarda me atengo. Anf. Es muger, y temor tengo de la brevedad de un sí. Silv. ¿ Pues eso qué contradice? Anf. Que es tan breve el responder. que lo dice una muger, sin saber lo que se dice. Ay Dios, isi tan largo fuera, que mas la lengua tardára, pues mas se considerára, mientras mas letras tuviera! Silv. Necio temor te engañó. Anf. Necio temor, cómo así? Silv. Porque si es tan breve un sí, · eso mismo tiene un no. Anf. Ay Silvio, como estás ciego! que el no, no es importunado; el sí, sí, que el sí es rogado, y todo lo vence el ruego.

Vanse Anfriso, y Silvio. Erg. Tendrás, Salicio amigo, como heredero de mis breves dias, que desde aquí te obligo, sobre estas siempre verdes praderías esta hermosa cabaña, que parece un pedazo de montaña, grande, y labrada toda de valientes sabinas, y altos pinos, que el sitio la acomoda contra los cierzos frígidos, vecinos de aquella eterna nieve, que en estas cumbres el Deciembre llueve. Famosas chimenas, que pueden albergar cien labradores con encendidas teas, en poyos de madera, y de labores, que acaso en las ciudades sillas pudieran ser de Magestades. Tiene buenas calderas, en cadenas de hierro sostenidas, grandes, nuevas, y enteras; trébedes bien forjadas, y fornidas, con un respaldar luego de duro bronce, que defiende el fuego. El basar bien colgado

La Arcadia, comedia famosa parece una curiosa librería de algun rico Letrado, con tal órden, concierto, y policía: verás el plato, el jarro, donde el oro, el cristal envidia al barro. Dos camas hay famosas de cedro incorruptible, y para ellas sábanas tan dichosas, que jamas el cuidado durmió en ellas, con ricas almohadas, de Belisarda, en su niñez labradas. Los colchones de pluma son propios de pastor, porque, Salicio, si para tanta suma la tienen las ciudades por oficio, y á tantos atropella, ¿ qué mayor dicha que dormir sobre ella? Sillas y mesas tienes, con arcas de cipreses olorosos, y otros iguales bienes. como carros, y arados provechosos, y trillos ya cercanos, donde triunfan los Gesares villanos. Lo que es de mis ganados, ya has visto los corderos, las ovejas nevar los verdes prados con vellones de cándidas guedejas, y ver los toros sueles dorar los montes con sus roxas pieles. Sal. Cesa, por Dios, Ergasto, de pintarme tu hacienda, que parece que yo á entender no basto lo que la prenda que me das merece: allá para las feas camas puedes pintar, y chimeneas. La hermosa Belisarda es la mayor hacienda que tú tienes: esta riqueza aguarda mi amor, que no tus bienes, que estos bienes son mayores tesoros que en prados cabras, y en montañas toros. Vamos, si te parece, como es costumbre, de la Arcadia al templo de Venus, en que ofrece la paz de los casados justo exemplo, y alli quede jurada la boda entre nosotros concertada.

Sale Bato villano. Erg. Bato? Bat. Qué mandas? Erg. Que a Belisarda le digas, luego que juntando sus amigas, y mas bizarra, á mi ruego, al templo de Venus vaya à jurar nuestro concierto. cierto. Bat. Luego es ya cierto? Erg. Ya es Bat. Pues aquesta noche haya luminarias de tal modo, que parezca la cabaña Troya, ardiendo en la montaña, \* robles, peñas, nieve, todo. O que ha de haber que comer! Sale Cardenio. amigo Car. Qué hay, Bato? Bat. O, Rustico, Car. Qué tienes? Bat. Ya no lo digo, con reventar de placer. Car. De comer fuera mejor. Bat. Casado se ha Belisarda: Car. Qué es lo que dices? aguarda, es con Anfriso? Bat. El amor no tuvo á la fé poder, esta vez ya es de Salicio. Car. De Salicio? Bat. A tu servicio. Car. Y deso tienes placer! No era Anfriso mejor dueño? Bat. Dulo á Dios, que es muy erguido, muy entonado, y sabido: Salicio es manso, es risueño, es facil. Car. Para casado, manso es linda condicion. Bat. Siendo tú el mas socarron pastor que guardó ganado, ¿ por qué te llaman Cardenio el rustico? Car. Yo, qué dices? Bat. Que á ese nombre contradices con sutil, y agudo ingenio. Car. Pues si tú dices que es manso el novio, ó el que no vió, que culpa le tengo yo. Bat. Manso es facil. Car. Manso, ó ganél se ha pescado la moza que estaba para el mejor pastor de Arcadia. Bat. El pastor que hoy la merece, y la goza es el mejor, y yo voy á decirle á Belisarda

que se ponga. Car. Di, una albarda. Bat. Gallarda á las fiestas hoy, que van al templo à jurar el concierto, como es uso Vase. de la Arcadia. Car. La que él puso puede á la novia prestar; y puede prestar paciencia, que quien casa con pastora, que á otro desea y adora, no tiene mucha prudencia: porque viene à ser en fin, para quien la treta sabe, como quien aguarda llave para entrar en un jardin. Ahora bien, puesto que soy el mas rustico villano de Arcadia, no será en vano turbar estas bodas hoy; que me ha enternecido Anfriso, y le tengo obligacion, pues diera pasto á un leon un dia en balde Narciso, si él con su honda, y cayado no le aventára de allí; agradecido nací, á Anfriso estoy obligado. Arcadia entre estos pellejos me tiene por hombre astuto, hoy quiero coger el fruto de mis sutíles consejos. Yo sé por donde podré -detras del altar.meterme; y pues que la diosa duerme, yo por la diosa hablaré, que si lo que yo dixere creen que dice la diosa, será Belisarda hermosa para quien yo se la dicre. Sale Flora. Flor. O, Rustico! Car. Hermosa Flora, vas al templo? Flor. Al templo voy.

Car. A fé que pudieras hoy

jurar tú con tu señora.

Flor. A donde saber desco.

Car. A donde, una vuelta da.

Fior. Con quien? Car. Aqui cerca está.

Flor. Quien, Cardenie? Car. Yo le veo.

Flor.

La Arcadia, comedia famosa

Flor. Ya la he dado, y no la vi. Car. Pues dé otra. Flor. Ya la doy. [soy. Car. No me ve? Flor. Sí. Car. Pues yo Flor. Linda bestia. Car. Bestia? Flor. Sí. Car. Y os malo para marida?

Car. Y es malo para marido?

Flo.; Y en qué una bestia has hallado buena? Car. En que ha de andar cargay en que ha de ser muy sufrido. [do, Pero quedese con Dios, [Ea, pues no me quiere. Flor. A Dios. Car. que no me quiere? Flor. No sea pesado. Car. Peso por dos, En efecto, que es verdad que no me quiere? Flor. En efeto que no le quiero, y prometo no le tener voluntad.

Car. Y lo promete? Flor Tambien. [me. Ca. Pues voime. Fl. Dónde? Ca. A morir-Flor. Muérase. Car. Sin despedirme? Flor. El socarron. Car. Hago bien. Flor. No sé quien puede sufrir

una bestia tan pesada.

Car. ¿ En fin no se le da nada de que me vaya á morir ? Flor. No lo ve? Car. Pues, vive Dios,

que he de vivir, y comer, aunque os pese. Flor. Eso es querer? malos años. Car. Para vos.

Salen Belisarda, y Bato. [da, Bel. Qué dices? Bat. Que esto me man-

y que no te lo dixera, á saber tu sentimiento.

Bel. Yo á jurar con tanta priesa? yo al templo de Venus? yo con Salicio? Bat. Ya te espera con tus amigas Ergasto.

Bel. Flora, sabes estas nuevas? Flor. Ya, señora, las sabia; pero por no darte pena

no te las quise decir.

Bel. Antes yo mil veces muera,
que dé la mano á Salicio.

Salen Anfriso, y Silvio.
Sil. No es mala palabra aquella.
Anf: De qué sirve, Belisarda,
que agora que ya te esperan
para jurar el cóncierto,
que tus mudanzas concierta.

Ay, ingrata, como dexas los años de mis suspiros, y los siglos de mis penas, por una palabra sola, y esa por ventura necia, que oiste á un hombre estrangero de tu gusto, y desta tierra. Mal hayan mis confianzas, si ya puede ser que tengan mayor mal, pues que te casas, y te burlas de mí, y dellas. Quantas veces me dixiste: esta montaña soberbia pondrá primero sus pinos entre las mismas estrellas, y ellas servirán de flores por las faldas de esas sierras, donde los pastores hagan ramilletes de planetas. Primero verás trepar contra su curso á la sierra, de unas pizarras en otras, las fuentes que baxan dellas. Primero verás las almas que el Acheronte navegan volver á los cuerpos frios que en las sepulturas dexan. Y verás que los pintados tigres juntos se apacientan con los corderos humildes, y las paridas ovejas, que te olvide, Anfriso mio, ni que otros amores puedan mudar de mis pensamientos esta inviolable firmeza. Testigos hay, dulce ingrata, destas fingidas promesas;

aquí hay flores que lo saben,

No es verdad, árboles? dicen

baxan; fuentes, no lo dixo?

murmurando lo confiesan.

Peñas, esto no es verdad?

enternecidas lo muestran;

que hoy te casas, y hoy lo niegas.

todos seran contra ti,

árboles, fuentes, y peñas.

que si, las altas cabezas

digas que antes morirás.

Pues presto pienso vengarme. Bel. Que desatinado llegas à ofender una muger, que tanta lealtad profesa. En qué has visto mi mudanza? ide qué sabes que me llevan gustos de un nuevo pastor a lo que Ergasto confiesa? Inf. Pues no se ve claramente? dime tú, si tú quisieras, iquién pudiera, Belisarda, hacer á tu gusto fuerza? A la fé, pastora mia: mia dixe, ah necia lengua, vos sola habeis ignorado que ya es Belisarda agena. A la fé, pues que Salicio, 6 tosco, ó gallardo sea, Para marido te agrada, Que basta que el nombre tenga. Plega á Dios que muchos años le goces, y le aborrezcas, aunque aborrecer le hará, que pocos te lo parezcan. Mira á quien quieres que déestas amorosas prendas, que amor quando muda casa todas las alhajas lleva. Papeles hay, y retratos, cintas hay; cosas son estas que amando tienen valor de inestimable riqueza, y olvidando son lo mismo. que los ceros en la cuenta, que á los números de amor añaden sumas inmensas. Quieres que las traiga Silvio? Bel. Con qué sinrazon te quejas, Anfriso, de mis desdichas, Por ensalzar tus firmezas. Traxe yo con ocasiones este pastor á la aldea? hicele jamas favor? Pero como soy tan necia, que te doy satisfaciones? las que son en mi amor ciertas, es que llevo en este pomo, asido de aquestas perlas

con aquesta negra cinta una ponzoña tan'fiera, que en obedeciendo á Ergasto, que es bien prestar obediencia á un padre á quien debo tanto, pienso matarine con ella. Anf. Mi bien, mi bien, en tu pecho cupo tal crueldad? no tengas tan poca piedad de tí, que no quiero yo que mueras, para que el alma me mates, que esa vida hermosa, y tierna es el alma de la mia. Silv. Belisarda, mas ofensa harás á Anfriso en matarte. Bel. ¿ Pues tú Silvio me aconsejas que no me mate? tú eres su amigo, traicion es esta. Anf. Ay Belisarda, en dos males tan grandes tu vida venza el menor, que es el perderte; pues es mejor que te pierda, que no que pierdas la vida. Bel. Anfriso, tarde me ruegas. Anf. Dexa el veneno, por Dios, no eclipses las luces bellas, armas de amor donde estan dos niñas haciendo flechas. Vive tú, goce Salicio tu hermosura, porque sea Anfriso el mucrto. Bel. Desvia, que si tú á mí me quisieras, mas que de otro hombre gozada estimaras verme muerta. No tienes, Anfriso, amor, que estan las historias llenas de mil que han muerto á quien aman, porque otros no lo posean. Anf. Dexa, mi bien, la ponzoña, dámela á mí, que si es prueba de tu valor, esta basta. Bel. Anfriso, dexame, dexa que me quite cien mil vidas. Flor. Ella se va, á Dios te queda. Bat. Anfriso, á Dios, que nos vamos á morir. Anf. No te hago suerza, Belisarda, por matarme luego que tu muerte vea.

Ay Silvio, qué puedo hacer?
qué lastimosa tragedia
verá Arcadia de los dos! [ella.
Silv. Pues qué harás? Anf Morir con
Silv. No sé que consejo darte
en causa de tanta pena.
Anf. Si ella muere, no hay consejo.
Silv. Podrá ser que la detengan
las canas del viejo padre.
Anf. Silvio, Belisarda lleva
veneno, y acero yo,
aunque escusarle pudiera,
que basta el dolor de ver
muerta la mayor belleza.

Ay dulce amor, castigo de la tierra, añade esta victoria a tus banderas. Vanse, y salen por una puerta Belisarda muy triste, Anarda, y Flora baylando, y por o ra Ergasto, Salicio, Olimpio padrino, Frondoso, y Bato,

y los músicos cantando esta letra.

Musi. Los dos bellos novios para en uno sein, y por muchos años á este templo vengan. Las verdes guirnaldas al altar ofrezcan de la diosa Venus, que este amor concierta. Scales propicia: sus palomas bellas, exemplo les pongan de paz, y firmeza; que paz en casados, no hay cosa en la tierra que de mas descanso, ni contento sea.

Salen Anfriso, y Silvio, - y dicen á parte. Silv. Llega, que quieren abrir. Anf. Con qué profunda tristeza

Anf. Con qué profunda tristeza viene la rara belleza que ha de matarme, y morir!
Quién es aquel estrangero?
por mi vida que es galan.
Silv. Este es Olimpio, á quien dan

el nombre y lugar primero

las montañas de Cilene;
es de Salicio vecino,
y vendrá á ser su padrino.

Anf. Buen talle y presencia tiene.

Olim. Bien puedes, si cres servido,
abrir el templo. Sal. Ya está

Olim. Bien puedes, si cres servido, abrir el templo. Sal. Ya está abierto, en que se ven ya la bella diosa, y Cupido.

Abren un templo donde ha de estar la diosa Venus, cubi rto el rostro, y á sus pies Cupido con su

Erg. Ea, pastores de Arcadia, las guirnaldas, y los ramos hoy á la diosa ofrezcamos, que á la Minerva, y Paladia ganó el laurel que la dió

Páris en el monte Ida.

Olim. No ví, Frondoso, en mi viditanta belleza. Fron. Ni yo;
mis como viene tan triste?

Olim. No se debe de casar
con su gusto. Erg. Si en jurar

nuestro concierto consiste la fe deste matrimonio, pone en el arco la mano Salicio. Anf. Ay, cielo inhumano, qué mas claro testimonio de que se quiere matar Belisarda: ya desata

la cinta, ay Dios! ya me mata.

Silv. Calla. Anf. No puedo callar.

Erg. Pon la mano de esa suerte,

Belisarda, al arco. Anf. Ya

con una jurando está,

y con otra se da muerte.

Erg. Venus bella, Belisarda, y Salicio.

Responde el Rustico por detras de la diosa. Car. Oid, pastores.

Otim. La diosa de los amores habló. Erg. No jures, aguarda. Car. Para qué quieres casarre, Salicio? porque qualquiera que con Belisarda case, Júpiter divino ordena, que á tres dias, desde el dia

que

que esté casado con ella, muera por justo castigo de la locura, y soberbia que contra la diosa Venus tuvo su madre Laurencia, haciendose mas hermosa. erg. Hay desdicha como aquesta! Olim. Paró en tragedia la fiesta. Erg. Cerrad el templo á la diosa. Sal. Ergasto, nuestro concierto no es bien que pase adelante, no porque el morir me espante, siendo por tal causa muerto; Pero porque no se enojen los dioses. Erg. Ni era razon, Porque con la indignacion rayos puede ser que arrojen. Belisarda desdichada, que basta ser hija mia, ya de tu loca portia queda mi intencion vengada. Ahora te casarás a tu gusto. Bel. Padre mio, si obedece mi albedrio las que por leyes le das, ¿ qué me pones culpa á mí de las soberbias agenas? Erg. Hija, sintiendo tus penas. habla tu dolor en mi. ¿ Adónde hallarás esposo Para tres dias de vida? Bel. A la deidad ofendida de Júpiter poderoso moverá mi desventura Primero que en paz reposes, que no son hombres los dioses en quien la venganza dura. Y quando los sacrificios no los muevan, ninfas tiene Diana. Erg. De que ya viene mi muerte me dais indicios. Vase. Bel. Ven, Anarda, por aquí. Anar. Mucho tu desdicha siento. Bel. Deshecho este casamiento, no hay desdicha para mi. Vanse las Pastoras. Silv. Pues, Anfriso, qué tenemos? Anf. No sé, Silvio, estoy de suerte,

que aun no es remedio la muerte para el mal que padecemos. Silv. Pues no te alegras de ver · que esté libre Belisarda? Anf. Quien tanto pesar aguarda cómo ha de tener placer? Oxalá que se casara Salicio porque muriera. Silv. ¿Quién ha de haber que la quiera con una pension tan cara? Anf. Ay, Silvio, yo la querré. Silv. Para tres dias? Anf. Amor me esfuerza, porque en rigor, á mas peligros, mas fé. Silv. Así pudiera ser ella Elena, ó la Reyna Dido. Anf. Ay, Silvio, á los cielos pido que muera Antriso por ella. Vanse Silvio y Anfriso. Olim. En fin, Salicio, ino piensas casarte con Belisarda? Salic. La muerte amor acobarda, con ser sus fuerzas inmensas. Yo te agradèzco el venir, Olimpio, á ser mi padrino; pero vivir imagino, que mas me importa el vivir. En mi cabaña te espero, mi huesped quiero que seas. Vase. Olim. Frondoso, hoy quiero que veas si es amor tirano hero. De envidia me deshacia de ver el bien que esperaba Salicio, quando miraba

la hermosura que tenia la divina Belisarda. Fron. Que nunca la viste? Olim. No. si bien no ignoraba yo

que era en estremo gallarda.

He tenido á buen suceso que no sé casen los dos. Dios Fron. Pues qué pretendes? Olim. Por que puede quitarme el seso. No dudes que la pidiera á Ergasto , á no estar ayrado el cielo. Fron. Menos cuidado

esa pretension me diera.

si me enamorara á mi; pues no hay mejor pretender, que para no ser muger.

que para no ser muger. Olim. Pues podré servirla? Fron. Sí, que ella no se ha de casar, ni ser ninfa de Diana, aunque lo dice. Olim. Mañana la comienzo á conquistar. Yo soy, como tú bien sabes. el mas rico mayoral de Arcadia, y en sangre igual á los mas nobles y graves. Apenas el Alba hermosa baxa las gradas del cielo, L' corriendo á la noche el velo, fugitiva, y vergonzosa, quando mis blancos ganados, esquadron que un rio se bebe, forman montañas de nieve sobre esos humedos prados. Las chozas de mis pastores à la noche dan cien fuegos, que alumbran sus ojos ciegos en las tinieblas mayores. Fáltame tierra en que siembre, porque á la coyunda atados salen veinte y cinco arados de mi casa en el Noviembre. Fieras por mis manos muertas, que por esos montes nacen, con diversas armas hacen arquitectura á mis puertas. Mis abejas, que preficro á las de Avido conforman, doscientos panales forman todos de flor de romero. Frutas cien huertas me dan. y pescados claros rios; y aunque estos bienes son mios, de Belisarda serán.

Pondrélo todo á sus pies Fron. Pues tú saldrás vencedor, porque son los pies de amor las manos del interes.

Vanse, y sale el Rustico por debaxo del altar.

Car. Ya no ha quedado pastor, y seguramente puedo,

pues que ninguno me ha visto, dexar el templo de Venus.
Que bravo miedo he tenido, asi por ver que su templo con este engaño ofendia, y el religioso respeto, como por ver que podian conocer mi atrevimiento, y por diosa Venus macho, que tambien suele tenerlos, mondarme sobre la espalda quatro varas de cerezo.
¡O religion de los hombres, quanto puedes, pues has hecho

quanto puedes, pues has hecho que esta mi voz jumentil pase por tiple del cielo!
Ahora bien, con este engaño toda la Arcadia he revuelto, pues no hay decir que yo he sido; sino tenerlo en silencio: porque si saben que fuí Venus falsa, por lo menos el novio á quien engañé me ha de poner como nuevo.

Sale Bato.

Este es Bato: qué hay, buen Bato!

Bat. Pardiez, Rustico, no pienso
que hay hombre mas desdichado.

Car. Dime por Dios tu suceso,

zhásete acaso perdido algun becerro? algun puerco? zhate hecho algun desden tu Flora? Bat. Ese sí, Cardenio, revuelve puercos y Floras.

Car. Tanto mas estimo, y precio un puerco de diez arrobas, recien pelado y abierto, con aquel unto mas blanco que la nieve desos cerros, que la muger mas hermosa con afeytes y embelecos, quanto va de cuerdo á loco; mas dime el caso te ruego.

Bat. ¿ Que no sabes como habló la diosa de aqueste templo ?

Car. Qué diosa? Bat. La diosa Viernes.

Car. La diosa? Bat. Tenlo por cierto.

Car. Por donde habló? Bat. Por detras.

Cat

Car. Por detras, bravo elemento. Bat. Quando la miré à la boca, los labios no se movieron. Car. Y ella tiene buena voz? Bat. Como aquí se queda al yelo debe de estar resfriada, porque habló como un becerro. Car. Qué dixo? Bat. Que moriria, en despues del casamiento de Belisarda, Salicio. Car. Y casóse? Bat. No es tan necio; todos van desesperados, y estálo de suerte el viejo, que le ha de costar la vida. Car. Pardios, Bato, que yo tiemblo las cosas que hay en Arcadia: 3 todos son encantamentos, todos son dioses, y diosas, taunos, drias, semideos, sátiros, mediocabritos, circes, gazmios, politemos, centauros, y semicapros. Bat Sí, que el dios Pan, ó el dios Queso dicen que de una cabaña arrebató como un viento una moza de quince años. Car. Y volvióla? Bat. No muy luego; pero á nueve meses justos dicen, que yo no lo creo, que parió un gazapo. Car. Zape: sin duda el padre es conejo, no se puede aquí vivir. Bat. Sabe Dios losque-deseo irme á otro monte. Car. A la fe, que á no estar el mar en medio, que yo me pasara á Italia, que andan por estos enebros unos medio ninfos trasgos, que en viendo un pastor durmiendo, le vuelven en cabra, en mona, en lechuza, ó en jumento: no has oido que en Tesalla era jumento Apuleyo? Bat. Pardiez, si á mí me transforman, la mitad se tienen hecho. Car. Pues malaño si es hermosa la muger de algun vaquero, a manadas no se quitan

de su cabaña un momento. Bat. No me caso yo en Arcadia. Car. Bato, no te lo aconsejo. Bat. Temblando de miedo estoy. Car. Conmigo no tengas miedo, que yo sé bravos conjuros. Bat. Solo que me vuelvan temo jumento, que es animal cuitado, y de poco precio, ya si yo fuera caballo. Car. Para rocin eras bueno. Bat. Pudiera llevar á tres desde la cola al pescuezo. Car. Ahora bien, ¿ qué me darás, y en este bolsillo nuevo te daré ciertas palabras que me dió el sabio Fileno, que con solo que las traigas, ó dentro, ó fuera del pecho, aunque sátiros y gazmios te den con mano de hierro, no sentirás golpe alguno? Bat. Ay, mi querido Cardenio, dámele, que aquesta noche te ofrezco un par de corderos, cuyas pieles te parezcan descortezados almendros. Car. Toma, que yo sio de ti-Bat. Quiero ponermele al cuello. Car. Bien haces; mas será bien probar la gracia primero.

Bat. Tienes tú con que me dar? Car. El cinto. Bat. Pues prueba; quedo: basta, basta. Car. Sientes algo? [to. Bat. No me des mas, que me has muer-Car. Es como es nueva la gracia; quando traigas los corderos volverémos á probar.

Bat. Bien dices, probarla tengo.

Car. Labradores de la Arcadia, guardaos de mí, que os prometo que he de hacer, pues me teneis por hombre de rudo ingenio, que tiemblen selvas y montes de mis tamosos enredos.

Vanse.

#### ACTO SEGUNDO.

Salen Anarda y Olimpio.

Anar. Aré, generoso Olimpio, tan nuevo oficio por tí.

Olim. Sino pareciera en mí este amor honesto y limpio, por no se poder casar la divina Belisarda, dile, que quien ama aguarda, y que yo quiero aguardar.

Que me contento de ser admitido en las estrellas de sus ojos, pues en ellas quiero esperar, quiero arder.

Los dioses se aplacarán, no lo dudeis. Anar. Ya te aviso

que adora Anfriso, y que Anfriso

es generoso y galan. Olim. Anarda, las novedades son propias en las mugeres, ¿ cómo pones, pues lo eres, en su amor dificultades? Dile tú de parte mia todo lo que te he contado, que como Anfriso fué amado, ser olvidado, podria. No son sus pechos diamantes, ni tan cortos suelen ser, que no les puedan caber las almas de dos amantes. Partes concurren en mi de nobleza y de riqueza, que igualan con su belleza. Anar. Vete, que ella viene aquí.

Olim. Los dioses te den, Anarda, buena dicha en mi suceso.

Anar. Por Anfriso pierdo el seso, como este por Belisarda.

Bien sé que no ha de querer á Olimpio, pero es el modo para que se pierda todo, y yo le venga á tener.

Sosegando mis sentidos, que son en estos desvelos,

los rios vueltos de celos, ganancia de aborrecidos. Yo haré tales invenciones, si está Olimpio de por medio, que tengan algun remedio estas mis locas pasiones. Este papel que me dió ha de ser el fundamento de todo mi pensamiento.

Sale Belisarda.

Belis. Desde léjos te ví yo hablar con Olimpio, Anarda,

y por eso no llegué. Anar. En daño de Olimpio fué, que tus favores aguarda; y me ha dado este papel, contandome en este prado pensamientos que ha soñado para volverte laurel. Por cierto que él es galan, y por estremo discreto; mas cansaráse en efeto, que tus deseos te dan mas justamente cuidados por Anfriso, en quien el ciclo cubrió un angel con el velo de un cuerpo tan bien formado. De sucrte me ha persuadido, que en fin el papel tomé, y de tu amistad en fé respuesta le he prometido. No fué poco atrevimiento; pero soy de parecer, que te importa responder, y templar su pensamiento. Que como así cortesmente le despidas, cesará desa locura en que está, que es el primero acidente; que con este desengaño pondrá los ojos en mí, ó en otra. Belis. Agrádate á ti? Anar. Alguna esperanza engaño.

Belis. Pues si el responderle yo

importa á tu pensamiento, haré tanto atrevimiento; mas sino te importa, no. Anor. Pues yo te vengo á pedir esta merced, Belisarda: bien creeras. Belis. Espera, aguarda, que ya le voy á escribir. Anar. O que bien se va trazando dar estos celos á Anfriso. Sale Cardenio con un paño. Car. Yo voy con aqueste aviso toda la Arcadia engañando: no puede la sutileza de un hombre llegar á mas. Anar. O, Rustico, dónde vas? Car. O, peregrina belleza, á la fe que vienes hoy para guardarte de Apolo. Anar. Que llevas? Car. Un paño solo, en que á coger flores voy. Anar. Mientes. Car. Encubrirte à ti ninguna cosa es traicion, mudas para el rostro son. Anar. Mudas para el rostro? Car. Sí, que me las haæncomendado cierta pastora. Anar. Qué desto se te entiende? Car. Quien se ha puesmis mudas lia celebrado. Parecen nieve fingida en el luciente color. Anar. Hazme una muda, pastor, que Dios alargue tu vida; pero ha de ser de mudanza de un pensamiento muy necio. Car. No tienen mis mudas precio, la que á ponersela alcanza queda hermosa por mil años. Anar. Ay, Cardenio, sealo yo por tí. Car. La que me enseñó aplicó medios estraños, y estos son cosa forzosa. Anar. Di lo que te he de enviar, que no es justo reparar en nada, por ser hermosa. Entran raices de lirios, almendras, ace ytes, huevos? Car. Mis remedios son mas nuevos,

no causan tantos martirios.

Yo no me meto en limones, en solimanes, ni en hieles, ni en otras mudas crucles, untos, sebos, ni xabones. Enviame seis gallinas, que las pechugas quitadas, con dos yerbas destiladas, que conozco peregrinas: y para quitar el sebo dos cabritos, que yo haré que adonde tu mano esté se afrente el rostro de Febo. Tu cara será en blancura tal, que hará la nieve pez, y advierte bien, que es la tez gran parte de la hermosura. Quando dicen : bella viene hoy Anarda, estas razones no son, porque las facciones diserentes de ayer tiene, sino porque trae mejor la tez, que hace el restro claro y limpio. Anar. Ay, Cardenio caro, paga mi aficion y amor en hacerme aquesta muda. Car. Envia las aves luego. Anar. Yo voy. Car. Que es ingenio ciego el de la muger, no hay duda. Si dicen á la mas cuerda, que ha de parecer mejor, dará en el mayor error, haránla que el seso pierda; pues si por astrología dicen que la haran saber, si el otro la ha de querer, ó ausente vendrá tal dia; ó con quien se ha de casar, acabóse: no hay discreta que no sea necia, y es treta que muchos suelen usar. Yo he dado en esto de hacer mudas, y tambien se toma, que no hay perdiz que no coma; mas hice una muda ayer para Clorida, en que habia, por decillo en dos palabras, polvos de estiercol de cabras,

tartago, adelfa, y lexía, con que se le ha de poner la cara como un pandero; pero de otro enredo espero lindamente enriquecer. En esta jaula metí estos páxaros Dorilos, que por sus nuevos estilos Arcadia los llama ansí. Su naturaleza estraña es nuestra lengua aprender; yo para opinion tener en toda aquesta montaña, á que digan, enseñélos, Cardenio es sabio, que oida esta voz, será tenida por milagro de los cielos. Todos vendrán á saber sus dudas, y me han de dar Salen Anfriso, y Silvio. quanto tengan. Anf. Qué pesar tan grande en tanto placer! Silv. Mira, Anfriso; que te aviso como amigo, que este intento te lleva á tu perdimiento. Car. Estos son Silvio y Anfriso. Mis páxaros enseñados por los montes soltar quiero: cubran con vuelo ligero

los sotos, valles, y prados. Cardenio es sabio, dirán, j o qué han de hacer los pastores! Vase.

Anf. Si remedios para amores, Silvio, en las yerbas no estan, aunque los busque Medea en el monte de la Luna, si olvidar no es ciencia alguna, ni hay libros en que se lea, cómo puedo yo olvidar? Silv. ¿ Pues qué pretendes hacer,

si no ha de ser tu muger? Anf. La diosa quiero aplacar, visitar quiero su templo, bañando en sangre sus aras, pues con historias tan claras nos ha dado Grecia exemplo.

Sale Anarda. Anar. Aquí mi enemigo está: ó, Anfriso! Anf. O, Serrana bella! mas que la amorosa estrella, que con el sol viene y va. Anar. Si yo contigo viniera, ó nuevo ingrato Narciso, fueras tú mi sol, Anfriso, y entonces tu estrella fuera. ¿Pero cómo os va de nombre? habeislo entendido? Silv. Si, y que me quieras á mí estimo, aunque à Arcadia asombre. Anar. Yo á tí, Silvio? Silv. Así lo siento. Anar. ¿Cómo, si tu nombre tiene seis letras, que no conviene con seis à mi pensamiento, que en siete letras está? Silv. Sí, mas viniendo á querer á Silvio, se ha de entender, con que se le añade el A. Auf. Bien dice, que siete son. Silv. Amor, principio de todo, dió el A. Anar. Querrás dese modo negar mi clara aficion. Si de la letra segunda la noche no empieza en S, Silvio, claro error es ese. Silv. Muy bien la cifra se funda. Dos eses la noche tiene sola y secreta, y tambien la ese del sueño. Anf. Bien. Anar. Si en tercero lugar viene la fortuna, ¿ dónde está la ese en Silvio, que es I tras la ele? Silv. Escucha. Anar. Di. Silv. A la fortuna se dá del nombre el ser inconstante, mira si tiene la I. Anar. ¡Y la razon es aquí con la ele semejante? Silv. Sí, que la razon es alma de la ley, la ley es ele.

Anar. La V. que falta? Silv. No suele

la injuria llevar la palma,

venganza comienza en V.

menos que con la venganza,

Anar. Harto bien te vengas tú

de

De Lope de Vega Carpio.

de mi necia confianza. Silv. En dos que faltan está la sabiduría, el oro, siete son. Anar. La junta ignoro. Silv. Pues juntas dicen el A, la ese, la I, y la ele, la V, la I, y la O, á Silvio. Anf. Y él las juntó con el ingenio que suele. Anar. Silvio, bien sé que el ingrato Pastor á quien he querido no se da por entendido, y que entre los dos sué trato. No importa, que del yo quedo vengada, en que no ha de ser la que él quiere su muger, y que ser su muger puedo. Por la agudeza te doy

estas castanuelas mias,

que de oro y seda estos dias

guarnecí. Silv. Pagado estoy,

con el premio que me has dado.

aunque no soy el querido,

Anf. Todo esto, Silvio, es ensado, y tiempo al ayre perdido.
Ven por aquí. Silv. Queda á Dies.
An.ir. Hay mayor descortesia?
pero yo sé que algun dia me vengaré de los dos. [An. Ahora Anf. Tú de mí? Anar. Sí. Anf. Cómo?

Anf. Tú de mí? Anar. Sí. Anf. Cóm te dará Olimpio que hacer. Anf. ¿Puede hacer mas de querer

neciamente à mi pastora?

Anar ¿Y ella no puede dexarte [no por el? Anf. No. Ana. Qué necio y va-amor! Anf. El exemplo es llano. [te. Ana. De qué suerte? Anf. Escucha à par-

Si te precias de gallarda, y no la dexo por tí, ¿cómo ha de dexarme á mí por Olimpio, Belisarda? Que si yo de tí querido no la olvido, claro está que ella por él no pondrá tanto amor en tanto olvido.

Vanse Anfriso, y Silvio.

Queda Anarda.

Anar. Acaben hoy mis locas esperanzas de darme con inútiles intentos plumas para las alas de los vientos, que alguna vez son cuerdas las mudanzas.

No quiero yo tan necias confianzas, que entretengan mis locos pensamientos, que para castigar atrevimientos da licencia el amor á las venganzas.

Parécense los celos al infierno, en que castigan con eternos daños al mismo que s su Rey, y su gobierno: hijos sois de mi amor, no sois estraños

hijos sois de mi amor, no sois estraños celos, porque teneis en fuego eterno la verde primavera de mis años.

Sale Belisarda.

Belis. Huclgome de haberte hallado,
que solo por tí escribiera
este papel. Anar. No pudiera,
Belisarda, haber llegado
á mas feliz ocasion.

Belis. Tú misma se le has de dar.
Anar. Un pronto desengañar

es muerte de una aficion.

Belis. Quicres otra cosa, Anarda?
Anar. Solo que el cielo te guarde,
Belis. Irás al prado esta tarde?
Anar. Si fueres, allá me aguarda.
Belis. A la fuente del Laurel
me hallarás. Anar. Iré por ti:
Vase.

ay! mi papel dice así, que abierto viene el papel.

Carta.

No hay que esperar, Olimpio de mi vida, otro gusto mayor que aborrecerte, mi alma es imposible ya quererte, la firme voluntad está rendida.

Estoy del grande amor reconocida, de Anfriso no hay que hablar hasta la muerte, primero la veré que se coneierte estraño amor, que quiero, y soy querida!

Necio será, si intenta persuadirme, que en conocer el bien no soy tan ruda, quien quiere de sus lazos dividirme;

yo quiero Anfriso, no mi amor se muda, en tí no hay que esperar de fé tan firme: esto confieso, en lo demas soy muda.

Bravamente le desprecia;
pero el ingenio ha de ser
sutíl como de muger;
que amando, ninguna hay necia.
Con estas mismas razones
que es Olimpio aborrecido,
le tengo de hacer querido.
Sale Batò con unas alforjas al cuello,
y una bota de vino, y Ergasto dandole de palos.

Erg. Pues tú eonmigo te pones?

Bat. Basta, señor, basta ya.

Erg. Villano, lo que yo mando [do,

se ha de hacer. Bat. No dices quanque en eso el descuido está.

Anar. Quiero, como que es acaso, buscar á Anfriso; este dia, celos, halló mi porfia á mis esperanzas paso.

Este papel ha de ser mi remedio, ó mi venganza.

Bat. Siempre tu enojo me alcanza, siempre yo vengo á tener, para que me desgobiernes, la culpa de tus cuidados; si responde en los sagrados laureles la diosa Viernes que el novio se ha morir, ¿porque Laurencía pecó, qué culpa le tengo yo?

Erg. De aquí se puede inferir

mi desdicha, pues se atreve una bestia á mi dolor.

Bat. Esté es bolsillo? ó, traidor! tempestad de palos llueve despues que al cuello le puse.

Erg. Ahora bien, en tanto agravio quiero busear algun sabio, que con la diosa me escuse. ¿Sabes tú quien tenga ciencia de adivinar? Bat. Sí, señor, Cardenio. Erg. Y es un pastor rustico por excelencia. Mirad con quien me aconsejo. Vase.

Bat. Contra palos sabe hacer bolsillos, que desde ayer aunque me dan no me quejo, mas tal tenga la salud.

Sale Cardenio.

Car. Qué hay, mi buen amigo Bato?

Bat. Que tu amistad, y tu trato
me causan mucha inquietud.

Vete con Dios, que me han dado
mil palos. Car. Hante dolido? [sido
Ba. Que me han muerto. Ca. Pues no ha
sin causa. Bat. Qué lo ha causado?

Car. No sé como te lo diga, que estoy de temor perdido. Bat. De temor? Car. ¿Pués no me ves el rostro todo amarillo?

Bat. Las barbas tienes medrosas, que nunca te las he visto

tan

tan amarillas. Car. Ay, Bato, tristes de los que nacimos en Arcadia. Bat. Hay algun trasgo? algun fauno? hay algun ximio? Car. ¿ No me prometiste dar dos corderos? Bat. O que lindo, dos cabritos no te di? Car. Y quién te dió los cabritos? Bat. Yo los hurté del ganado. Car. Apenas puse el cuchillo para degollar el uno, quando estas palabras dixo: No me mates, que no soy cabrito, porque soy hijo de la pastora Macania, y del sátiro Cantinios; soltéle, Bato, y al punto se sué al campo dando gritos. Pues si tú niños me das, ¿qué ha de servirte el bolsillo? cómo no te han de doler los palos? Bat. Cosa me has dicho, que me ha de matar de miedo; aunque me le den cocido, no he de comer en mi vida cabrito, ni corderillo. Está de suerte el Arcadia con estas ninfas y ninfos, satiros, faunos, y trasgos, zinoprosopios, esfincos, que no saben los pastores qual es cabrito, ó qual niño: i ay del pastor que en Arcadia es desde niño cabrito! Triste de mí si mataras ese disfrazado hijo de la pastora Macania, y del sátiro Cantinios! Car. No dudes que te matára, mas donde vas? Bat. Este vino Ilevo al que habia de ser yerno de Ergasto. Car. A Salicio? ¿pues bota de vino á un hombre tan poderoso, y tan rico? Bat. Quando nació Belisarda se cogió, y Ergasto dixo, que hasta el dia de su boda no se tocase á este vino.

Hablaron desto en el prado, y á la fé Salicio quiso proballo por medio yerno. Car. Bravo olor. Bat. Es ambar fino. Car. Yo llevo mejor presente. Bat. Qué llevas? Car. Llévole à Silvio este paño de la sabia Prestiquitolia. Bat. Es de hechizos? Car. Si en los ejos se le pone un hombre, mira edificios llenos de balcones de oro, diamantes, perlas, jacintos; árboles, que en vez de frutas llevan jamones cocidos, bellas perdices asadas, y empanados paleminos; son las hojas de las parras ojaldres, y los racimos buñuclos; la flor, almivar, y los sarmientes, prestiños: vense unas fuer tes de leche con bizcochos, y de vino otras, y por márgenes tienen mil tazas de cro, y de vidrio: vense frescas alamedas, y mil ninfas en los sitios mas ocultos. Bat. Tente, espera, que me tienes sin sentido: y eso que dices se puede comer? Car. Pues no. Bat. Lindo vi-Car. Y mas, que no te hará mal aunque estés comiendo un siglo. Bat. Por el de tu padre y madre, ó Cardenio, te suplico. que me le dexes poner. Car. Voy de prisa. Bat. Espera. Car. Dique me está Silvio esperando. Bat. Pues ponedmelo un poquito. Car. Ahora bien, por darte gusto por los ojos te le ciño. Bat. No aprietes tanto. Car. Esto impor-Bat. Ya me parece que miro . mil fuentes de vino, y leche. Car. No lo beberá Salicio. Quitale la bota, y vase, y queda vendados los 0108 Bato. y salen Anfriso, y Silvio. Anf. Pues si lo dicen las aves,

qué mayor milagro quieres?

Silv. Bien es que remedio esperes,
pues en sus voces suaves
dicen que es Cardenio sabio.

Bat. Yo no veo cosa alguna.

Anf. Sospecho que la fortuna
quiere deshacer mi agravio.

Bat. Cardenio, ¿cómo no veo donde estan las empanadas?

Llega & abrazarse con ellos.

Anf. Quita, bestia. Bat; Y las tortadas,
que probar una deseo?

Anf. Estás en tí? Bat. No es Cardenio?

Silv. Juegas por dicha? Bat. Quién es?

Anfr. Anfriso soy, no me ves?

Ba. Y Cardenio? Anf. El grande ingenio de Cardenio ando buscando, hasle visto, Bato? Bat. Aquí me dió este paño, que así habia de andar mirando mil edificios de oro, mas nada he visto, y se fué.

Anf. Vele á buscar. Bat. No podré, que voy á Montemedoro á llevar aqueste vino. [hay, Ay. Silv. Qué hay? Bat. Que no le y bien puedo decir ay, pues ha de haber palo fino. Estos eran los jamones? mil palos me ha de costar.

Salen Olimpio, y Frondoso. Olim. Digo que los oigo hablar, y decir tales razones.

Fron. Que los Dorilos cantando dicen que es sabio Cardenio, siendo el mas rustico ingenio.

Olim. A Cardenio regalando
pienso hacer que ablande el pecho
de Belisarda. Fron. Si hará,
pues las aves dicen ya
[cho.

que es sabio. Olim. Mi amor lo ha he-Anf. Retirate, Silvio, aquí, que deste Olimpio celoso quiero ver si él, ó Frondoso hablan á Bato. Silv. Es ansí. Olim. Que hay, Bato? Anf. Dixelo yo? B.t. O valiente mayoral, digno de fama inmortal, ¿quándo el prado mereció que tú le honrases así?

Olim. En él honrado viviera, si de Ergasto mereciera la hermosa prenda que ví.

Muero, Bato, amigo mio, por Belisarda tu dueño; ya pierdo el gusto, y el sueño, ya del placer me desvio: ya de mi patria olvidado, como el cautivo en la agena, canto al son de la cadena.

Bat. Ya, Olimpio, estoy informado de tu amor; mas no es posible casarte para tres dias de vida. Olim. A las ansias mias no tiene el mundo imposible. Entretanto que se aplaca Venus, conquistar desco su amor. Bat. Que te querrá creo, si por dicha los pies saca del laberinto de Anfriso.

Olim. Quiéresme hacer un placer?

Bat. Servicio. Olim. Amor no ha de ser en los regalos remiso.

Alexandro ganó el mundo con dar, no con pelear; estas perlas le has de dar, que amor en el dar le fundo.

Bat. Pues podréme atrever? Olim. Sí, porque quando no las quiera, [raqué hay perdido? B.at. Aquí me espe-

Olim. Antes iremos tras tí,
para mirar desde léjos
con qué semblante y color
las toma. Bat. Vamos, señor,
que no son malos consejos':
pues Júpiter gozó en oro
la bella Danae, que el dar
las piedras sele ablandar.

Olim. Daréle, Bato, un tesoro.
Daréle firmes diamantes,
y menos firmes que yo
telas que Persia texió
de mil lustrosos cambiantes.
Daréle el roxo coral,
verde en el agua, y daréle
sangre del pez que dar suele

111

vida al color natural. Daréle con mis trofeos nácares de varia hechura, y daréle una alma pura llena de castos deseos. Vanse. Anf. Ay, Silvio, todo, ó lo mas de lo que dixo entendí; perlas le dió, fuego á mí. Silv. Sin razon airado estás, si bien con causa celoso, que es Olimpio muy galan; mas las cosas que se dan à un tercero cauteloso, no siempre son con el gusto del dueño para quien son. Anf. Disculpa tú la traicion, \*mas no culpes el disgusto. Desde que casarse quiso Belisarda, andan revueltos los valles, los celos sueltos. Silv. Seis años de amor, Antriso, ¿ quieres tú que un estrangero acabe ansí? Anf. Porqué no? lo estrangero temo yo, y que lo prefiera espero. Si un estrangero compone un libro es mas estimado; la tela, el oro, el brocado con mayor gusto se pone.

Si un artifice se llama, escogen al estrangero; el propio siempre es postrero, la envidia eclipsa su fama. Ay Dios, tú verás querido á Olimpio de Belisarda. Sale Anarda.

Anar. Aquí estan. Silv. Esta es Anarda. Anar. Hoy me vengo de su olvido. Anf. Dónde tan sola? Anar. A buscar á Olimpio. Anf. Aquí estaba ahora. Anar. Tengo de cierta pastora

este papel que le dar. Anf. Con risa, y burla, ó qué bien, darásme á entender, Anarda, que es papel de Belisarda. Anar. Y que ella es tuya tambien. Anf. Estás en tí? Anar. No conoces esta letra? Anf. Suya es: Anarda, no se le des, así tu hermosura goces. Ay de mí, Silvio, quan ciertos han salido mis temores!

Silv. Papel à Olimpio de amores, y tú en aquestos conciertos? Por Apolo. Anf. Podré ver lo que escribe? Anar. Como sea que yo le tenga, y le lea. Anf. Sí, sí, comienza á leer.

Lee Anarda, partiendo los versos, con que le dá otro sentido.

No hay que esperar, Olimpio de mi vida otro gusto mayor, que aborrecerte mi alma es imposible y á quererte la firme voluntad está rendida. Estoy del grande amor reconocida, de Anfriso no hay que hablar hasta la muerte, primero la veré que se concierte. Estraño amor, que quiero, y soy querida, necio será si intenta persuadirme, (que en conoceriel bien no soy tan ruda) quien quiere de sus brazos dividirme? yo quiero, Anfriso no, mi amor se muda, en ti no hay que esperar de fé tan firme, esto confieso, en lo demas soy muda. Anf. Y muda plegue á Dios eternamente, que de la lengua que escribió mudanza, 3

que muda mi esperanza, y quien no siente que es el mudarse la mayor venganza,

La Arcadia, comedia famosa déxamele lecr. Anar. Si cres prudente dexaréte el papel en confianza,

que me le has de volver. Anf. Prudente he sido, pues no me he muerto mientras le has leido. Silv. ¿Es posible que escribe, hermosa Anarda, este papel á Olimpio, que ayer vino á este monte, la ingrata Belisarda?

castigue amor su injusto desatino.

Anar. Haceisla tan divina, y tan gallarda,
que como el sol, su resplandor divino
quiere que gocen todos, y que á todos
se comunique por estraños modos;
aconséjale, Silvio, que la olvide,
que tú verás que ella le quiere luego.

Silv. Si á la razon esa venganza mide, tú, Anarda, de su yelo serás fuego. Anf. Ello, Anarda, es verdad, deseos pide esta traicion, que me le des te ruego,

que por el alto Júpiter te juro de no darsele, pena de perjuro.

Anar. Pues con esa palabra tuyo sea;

¿mas qué dos cosas son las que decias? Anf. Volverme loco, y abrasar la aldea, ó que remedies tú las ansias mias.

Anar. Si es porque Belisarda hablar te vea conmigo tiernamente algunos dias, por el amor, Anfriso, que te tengo, contra mi honor en el concierto vengo.

Anf. No sino porque yo quiero quererte, que bien mereces tú que yo te quiera, y el tiempo, amor, y el trato, harán de suerte que te adore, y que olvide aquella fiera.

Anar. Yo quiero, aunque es traicion, obedecerte, que puesto que á una amiga no pudiera serlo nadie de mí como yo propia.

Anf. Amando, Anarda, no hay disculpa impropia.

Ha de venir baxando Belisarda por un monte.

Anar. Belisarda no es aquélla?
Anf. Para mí no hay Belisarda,
que solo hay Anarda bella.
Belis. Juntos Anfriso y Anarda?
Silv. Habla á lo tierno con ella,
que ya os ha visto. Anf. No sé,
mi Anarda, como podré
decirte mi sentimiento.

Belis. ¿ Si es acaso pensamiento, ilusion que el alma vee?

Son cosas ciertas, ó enredos? pasos libres, estad quedos, que en la noche del temor, suele mil veces amor hacer personas los miedos. Hablando de amor estan, qué lo dudo, pues favores el uno al otro se dan;

cintas truecan de colores, saliendo al rostro me van. Este es Anfriso? sí, él es, Za s que es hombre. Anf. Verde esperánquiero, Anarda, que me des, no pajizo, que es mudanza. Anar. Mudanza? Anf. Pues no lo ves? un árbol que verde hizo Abril, y Octubre deshizo, no muda el verde, que alcanza en pajizo? Pues mudanza . se ha de llamar lo pajizo. Anar. No hayas miedo que me mude todo el mundo deste intento. Silv. Con qué sentimiento acude. Anf. Pague ansí mi sentimiento. [Sude. Sil. Llore. An. Rabie. Sil. Tiemble. An. Belis. Esto han llegado mis ojos 2 ver? qué hay mas que decir?

pero porque dá en los ojos este amor, este sufrir, debe de llamarse enojos. Mas los ojos que tal ven, ojos no, que enojos son, tal nombre es bien que les den. Anf. Enfin tú me quieres bien? Anar. Preguntalo al corazon: Anf. Ya parecen estas veras. Anar. Ay Dios, si me las dixeras con gusto. Anf. El tiempo lo hará. Silv. Muerta Belisarda está, qué mayor venganza esperas? Anf. Mayor será vernos ir, sigueme, Anarda. Anar. Qué puedo hacer mejor que seguir mi sol? Belis. Ofendida quedo,

Qué bien un sabio, celos, os pintaba en la forma de un hombre que corria sobre llamas de fuego, en quien ponia los pies, como quien fuego al fin pisaba!

Y que luego que á un campo se acercaba todo de nieve rigurosa y fria, las llamas de aquel fuego sacudia, y entre la blanca nieve descansaba.!

Ansí me siento yo, para que pruebe este rigor, castigo de los cielos, con forzoso dolor, con paso breve;

yo yoy pasando el fuego de los celos, ¡ ó si llegase al campo de la nieve, templando tanto amor en tantos yelos!

Sale Cardenio.

Car. Famosamente sucede.

Los paxarillos Dorílos
cantan con dulces estilos
lo que ya mi ciencia puede.
Cardenio es sabio, repiten
con sus piquillos de amores,
con que todos los pastores
para buscarme compiten.
Porque viendo que las aves
cantan mi sabiduría,
buscan de noche, y de dia
mi cabaña los mas graves.
Belisarda estaba aquí?

guarden tu vida los cielos.

Belis. Rustico, á quien matan celos no vive. Car. Celos á tí?

Belis. Celos, y ciueles celos, que de la mayor amiga es con lo que mas castiga la indignacion de los cielos.

Car. Son por ventura de Anarda?

Bel. Quién te lo ha dicho? Car. No sabes que van cantando las aves, que soy sabio, Belisarda?

Belis. Ay si lo fueras de suerte que de ese mal me curaras!

Car. Si ya en curarte reparas,

224 oye. Belis. Aun no podrá la muerte. Car. Riete de eso. Belis. Ay de mí! Car. Quiere otro pastor, verás que tan presto olvidarás. Belis. Podré? Car. Siendo muger, sí. Belis. Y qué tal se me ofrecia. Car. Olimpio? Belis. Todo lo sabes. Car. No ves que cantan las aves la estremada ciencia mia? Belis. Haz de manera que olvide. Car. Que me darás? Bel. Veinte ovejas, que con sus blancas guedejas la nieve estos campos mide. Car. Pues vete, y dexame aquí hacer un círculo. Belis. Ay cielos, por lo menos de sus celos me libra. Car. Fia de mí. Belis. No quiero yo aborrecer. C.ir. Pues qué? Belis. Solo no sentir. Car. Tu harás Anfeiso morir... Bel. Voy muerta. Car. Dexame hacer. Vase Belisarda, y sale Bato. Bat. Aguardaba á que se fuese mi ama. Car. Bato, qué ha habido? Bat. Ladron vinoso, hoy ha sido: tu muerte, Car. Qué engaño es ese? · Sabes tú que hablas conmigo? Bat. Daca el vino, socarron, tu paño es este. Car. Quistion, es baxeza con amigo. Si la bota me llevé, tué porque quien ha bebido, no ve con el paño. Bat. Ha sido engaño. Car. Engaño esto fué, yo sé que babido habias Bat. Probado no mas por Dios. Car. Quantos tragos? Bat. Uno, ó dos. Car. Con eso, Bato, no vias, amargo estaba de ver. Bat. Qué siempre me has de engañar? Car. Guarda el Fauno. Ba.Hazme temque por Dios que eche á correr. [blar, Mas pues eres hombre sabio, te perdono lo del vino; y pues eres adivino, dime, si merced, ó agravio puedo recibir en dar estas perlas á mi ama.

La Arcadia, comedia famosa Car. Perlas, á ver. Bat. Son de fama, pero no me has de engañar. Car. ¿Que ya te haces alcahuete, y mas de perlas? Bat. Pues bien, qué tienen perlas? Car. Si à quien sueña perlas, le promete, Bato, lágrimas el sueño, ¿quién las lleva para ser tercero de otra muger, qué ha de esperar de su dueño? ¡O qué palos han de darte! Bat. Ay, Rustico, de temor no las he dado. Car. Mi amor siempre me obliga á ayudarte. Dácalas, que quiero hacer un conjuro de tal modo, que lo pongan en paz todo. " Bat. No las pensarás volver? Car. Sino las volviere, digo que me deguelles. Bat. Pues eso no lo dudes. Car. Tu suceso ha sido topar conmigo. Bat. Mira, Rustico, que son de Olimpio. Car. Válganie el cielo l Bat. Siempre vivo con recelo de tu mala condicion. Car. Que me quites dos mil vidas, sino las volviere tales. Bat. Haré las perlas corales. Car. Cómo? Bat. En tu sangre teñidas. Pero di, pues sabes tanto, ¿cómo no me das remedio para que me quiera Flora? Flora, que me tiene muerto. Dicen todos los zagales, que eres tan sabio, Cardenio, que hasta las aves lo dicen. Car. Soy monstro, Bato, en el suelo. Y porque claro lo creas, que goces á Flora quiero esta misma noche. Bat. Ay Dios, si fuese tanto tu ingenio. Tú no ves que ya anochece? Car. El asnochece estoy viendo, pero no importa, que yo haré luego con mi ingenio que te transformes en lobo. Bat. En lobo? Car. Con ciertos verses.

Iras

Irás pues á tu cabaña, y los pastores huyendo, si se desmayare Flora, harto te he dicho. Bat. Pues quedo, que ánimo no ha de faltarme. Car. Aunque de erizados pelos te veas cubrir el rostro, no te dé pena, que luego lavandote en una fuente quedarás como primero. Bat. Y he de tener cola? C.ir. Sí. Bat. Eso de la cola temo. Car. No fuera mucho peor que te transformara en ciervo? pero sino quieres cola, yo te haré mona; mas quiero que sepas que está la honra en la cola, y que por eso estiman tanto un caballo: y que mirando el asiento de una mona, no hay pastor tan sabio, discreto, y cuerdo, que no se cayga de risa. Bat. No era menester tu ingenio, si yo quisiera ser mona, que con ponerme á los viejos hiciera gestos tres dias. Vase, y sale Olimpio, y Frondoso. Olim. Hablarla, Frondoso, intento esta noche, si me ayudan las estrellas, y el silencio,. que puesto que á mi papel no ha respondido, estoy cierto de que ha tomado las perlas. Fron. Si amor te ayuda, yo creo que no ha de ser imposible el temido casamiento. Cardenio me ha dicho á mí que ha de estudiar tu remedio. Olim. Hoy te envio dos novillos, que fueran signo del cielo, á haber Géminis de toros, como le hay de niños tiernos: escrito de manchas blancas, tiene el uno el lomo negro,

y el otro se baña en oro,

tostado á partes, y crespo.

Hoy cerca de estos laureles

vi con Anarda riendo
á Anfriso, y Silvio, no sé,
Frondoso, que sienta desto;
si la quiere, qué mas dicha
que amar un hombre sin celos,
que aunque son salsa de amor,
yo sabré comer sin ellos;
pero arrimate, Frondoso,
á esos pungentes enebros,
que siento gente. Fron. Es verdad,
aunque con pies sonolientos,
baxa la noche á estos prados
desde esos montes soberbios.
Ponese á un lado del tablado, salen
Anfriso, y Silvio.

Anf. Ahora que Belisarda, Silvio, no sabe que tengo esta memoria en su olvido, ni este cuidado en sus celos, vengo á dorar su cabaña.

Silv. L'astima te tengo. Anf. Creo que Anarda crece mi amor, como suele el agua al fuego, quando para que arda mas mojan el sonoro brezo.

Amada pastora mia, de tu sinrazon me quejo, tus desdenes me fatigan, tus sinrazones me han muerto.

Las paredes de tu choza ya de diamantes las veo, y entre ellas, y mi esperanza un mar de quejas, y celos; hoy me querias, ingrata, y hoy me aborreces, qué es esto?

y hoy me aborreces, qué es esto? Olim. El que se queja es Anfriso, qué haré? Fron. Vivir contento de que se queje. Olim. Mi amor me da mas facil remedio.

Fron. Como? Olim. En quitarle la vida. Anf. Gente, Silvio, ocupa el puesto. Silv. Este es Olimpio sin duda.

Anf. Temo algun triste suceso, si habla con el Belisarda.

Salen Cardenio, y Salicio, y otros pastores con hondas, y cayados. Car. Id todos con gran silencio.

Sal. Pues adonde viste el lobo?

Car.

226-

La Arcadia, comedia famosa

Car. Ha olido ciertos corderos en la cabaña-de Flora, y piensa cebarse en ellos.

Sal. No hayas miedo que él se vaya.

Olim. Tras un lobo vienen estos, á la fuente te retira.

Vanse Frondoso, y Olimpio. Anf. Olimpio nos dexa el puesto, mis celos se van tras él.

Vanse Anfriso, y Silvio. Sal. Famosas hondas tenemos, si él viene, Rustico, él muere. Car. El quedaba entre unos texos,

yo voy á hacerle salir. A este tiempo dicen dentro, guarda el lobo, y sale Bato vestido de lobo, y danlos pastores tras del á palos, y con hon-

das: salen por una puerta,

y entran por otra. Lid. Pastores, paso, teneos, que parece que habla el lobo. tos. ' Vir. Cómo que habla? Lid. Estad aten-Vir. ¿Si desde el tiempo de Isopo, que hablaban con los corderos, se quedo este lobo aquí? Bat. Pastores, oidme os ruego. Vir. Huye, Lidio, que habla el lobo. Lid. Echa por aquí, Vireno. Bat. No me mateis, que soy Bato. Vir. Otra vez, huye, Riselo. Bat. Bueno he quedado á la fe, todo mordido de perros, y de las hondas y palos, roto en mil partes el cuerpo; oh mal hubiese el pastor que se cree de hechiceros soberbios, con ciencia humana en los divinos secretos!

sale Cardenio.
en lobo. Car. Qué hay, Bato amigo, gozaste á Flora? Bat. No puedo mirarte de pesadumbre.

Car. Dixote muchos requiebros?

en querer ser hombre enxerto

pero yo tuve la culpa

es discreta? es amorosa?

Bat. Desespérasme, Cardenio,
con tus malicias de suerte, [mos?
que estoy. Car. Pues bien, que tenehate dado licantropia?

Bat. Toma allá tus arrapiezos, que aun temo si mas los traigo otro mas triste suceso.

Car. Yo apostaré que has tenido la culpa. Bat. Cómo? Car. Di luego, cómo entraste en la cabaña?

Bat. Púseme desde los fresnos á gatas, v dixe, buf.

en qué valle, selva, ó monte has oide, pastor necio, que los lobos digan buf?

Bat. Como yo era lobo nuevo. y no hay en toda la Arcadia vocabulario lobesco, era mucho que buscase de mi capricho, Cardenio, este buf, que me ha costado bufar por montes, y cerros? ar. Todo lo echaste á perder; mas no me espanto, pues veo que los mas de los pastores tambien se pierden por eso: verás que quieren hablar la lengua que no aprendieron, y por alfa, dicen buf, presumidos de hablar griego; yo te enseñaré la lengua lobuna, y mañana quiero que vuelvas á ver á Flora. Bat. Malos años, yo no pienso

verme mas en tal peligro.

Car ¿Júpiter, Mercurio, y Febo
no se transformaron? Bat. Sí,
en toros, cisnes, y ciervos,
pero en lobos? Car Ahora bien,
ven á curarte. Bat. Recelo...
mírame, Cardenio, bien,
que llevo roto el pellejo.

### ACTO TERCERO.

Salen Ergasto y Salicio.

Erg. TIce á la diosa airada sacrificios, Salicio amigo, que á parar bastáran del alto cielo los dorados quicios; y con saber que eternamente paran las ruedas en que viven sus Planetas, ·\ pienso que detenidos me escucháran. Y como son las víctimas perfetas para los dioses lágrimas, mis canas en esta edad á tanto mal sujetas, regalaron sus aras soberanas, y respondió despues de tantos dias, que eran mis ruegos, y esperanzas vanas. Y en tanto que por fin de mis porfias de Arcadia algun pastor no le ofreciese su sangre, en vez de las ofensas mias, y las aras del templo enroxeciese, no podia casarse Belisarda, sin que su esposo, ay mísero, muriese. Sal. Pues desa suerte vanamente aguarda que se mueva á piedad el amor mio. Erg. Todo me da temor, y me acobarda. Ya de todo remedio desconfio, pues no ha de haber pastor que morir quiera. Sal. Y fuera, Ergasto, loco desvario. Si la diosa por dicha respondiera, que un esclavo estrangero se matara, Grecia por el dinero nos le diera; mas morir por su gusto sobre el Ara pastor de Arcadia, por tu yerno, Ergasto, en los mayores imposibles para. El labrador mas vil que lleva al pasto dos pobres cabras, no dará su vida por todo el mundo. Erg. En vano el tiempo gasto. Ya tengo á Belisarda prevenida para ser cazadora de Diana, y á sus sagrados bosques ofrecida. Apénas al balcon de la mañana el sol asomará su rubia frente, tirando sobre azul lineas de grana, quando calce su planta diligente, argentado coturno de listones, ceñido en torno, y el carcax pendiente:

La Arcadia, comedia famosa con las hebillas de oro, y los tachones, tahalí de tigre llevará en el cuello, con flechas para fieros corazones. No matará con las del rostro bello al mozo libre ya, que la requiebre : opreso con la red de su cabello. Tímido cuervo, y pavorosa liebre matará Belisarda con Diana, 1. donde ese monte los arroyos quiebre. En vez de nietos que mi barba anciana con tierna mano, y lengua balbuciente regaláran la noche, y la mañana, y colgados del cuello, tiernamente me llamáran abuelo, en esas puertas cuelgue el oso feroz, y el leon valiente. Sus linteles, y jambas encubiertas estén de los clavados jabalies las colmilludas bocas siempre abiertas. Sal. Conozco que es razon que desconfies del remedio que pide tú desgracia:

el cielo te consuele. Erg. Aunque porfies, Salicio, como el músico de Tracia, no sacarás mi Euridice llorando, pues no tienen los ruegos eficacia.

Sale Belisarda.

Belis.: Qué estaba aqueste bárbaro tratando contigo agora? qué pretende, y quiere?

Erg. Estaba vuestro amor desconcertando.

Si Venus respondió, que sino muere un pastor de la Arcadia por tu esposo, equé será justo que Salicio espere?

Adónde habrá pistor tan valeroso, ó tan desesperado que se dexe quitar la vida? Belis. Júpiter piadoso remedio en tantos males te aconseje.

Erg. Ya he tomado consejo, Belisarda,

De Lope de Vega Carpio. cubre de laberintos el trenzado, si ya no es que el cabello lo resiste, que mejor á los vientos dilatado,

el mar revolverá con ondas de oro: tú vivirás las selvas sin cuidado,

y yo en tu ausencia con eterno lloro. Vas

Belis. Creced, creced, ansias mias, y acabadme de matar, Pues ya no pueden durar con tanta pena mis dias: dieron fin mis alegrias, que ser mias les bastó, pues nunca el amor me dió contento para tenelle, que solo para perdelle Pudiera tenerle yo. A Dios mi antigua cabaña, donde ví la luz primera; à Dios hermosa ribera del Erimanto que os baña, à Dios nevada montaña. Prados á Dios, á Dios flores, testigos de mis dolores, que de Venus la porfia á estrañas selvas me envia, donde no tratan de amores. Y tú, mi querido Anfriso, tan querido como ingrato, y como ingrato retrato pide la beldad de Narciso, quédate á Dios, pues que quiso tu crueldad, que en tus engaños Parasen de amor seis años, no en mí, que vivos estan, que los años no podrán, Pues no pueden desengaños. Salen Anfriso y Silvio, y ponense á espaldas de Belisarda.

Silv. Digo que su voz oí.

Anf. Y decis bien, ella es.

Belis. Amor, que mis males ves,

Por qué te vengas de mí?

Quieres que muera ansí? Anf. Sí.

Belis. Ay cielo! quién respondió à lo que dixe yo? Anf. Yo. Belis. El eco engañarme quiso, que como Anfriso es Narciso,

en Eco me transformó.

Vase. Mas ay cielo! no es aquel? huiré del. Anf. Detente, fiera, Circe de aquesta ribera, mas que Medea cruel, toma exemplo del laurel. que fué de Apolo castigo. Belis. Qué me quieres, enemigo? piensas que yo soy Anarda? Anf. Bien conozco, Belisarda, que estoy hablando contigo. Belis. Pues qué me quieres á mi? no tienes tu gusto allá? Anf. Mi gusto contigo está, que no está en ella, ni en mi: pésame de hablar ansi; pero ya no puedo mas, que los celos que me das me traen de los cabellos á dar á tus ojos belios venganzas que viendo estás. Belis. Los que me das, enemigo, me dices que yo te doy; sabes por dicha quien soy? conoces que hablas conmigo? Anf. Silvio, señora, es testigo que no te quise ofender.

solo por disculpa alcanza, que en fin naciste muger.

Belis. Por muger culparme quieres, merece el nombre mil palmas: bien sabes tú que las almas ni son hombres, ni mugeres; si al ser de muger refieres las mudanzas del querpo ser, y el alma da al cuerpo ser, decir es yerro notable, si es muger, será mudable, no siendo el alma muger.

tú sí, con querer querer

á Olimpio, mas tu mudanza

Anf. A tanta bachillería tambien diré yo mejor,

La Arcadia, comedia famosa 230 ¿fué milagro, Belisarda,

que pega el vaso al licor el sabor que antes tenia. Y si de tenerle un dia le suceden estos daños, alma que está tántos años en un cuerpo de muger, tomaritiene de su ser el sabor de hacer engaños.

que hablase yo con Anarda? Belis. Anfriso, engañado vives. Anf. Pues disculpas apercibes? es tuya esta letra? Belis. Sí. Anf. Pues oye. Bel. Dexame á mí que le lea. Anf. Si yo veo lo que lees. Belis. Ansí leo. Anf. Pues comienza. Bel. Dice ansi-

Lee. No hay que esperar, Olimpio, de mi vida otro gusto mayor que aborrecerte mi alma, es imposible ya quererte, la firme voluntad está rendida.

Anf. Espera. Belis. Qué he de esperar? Anf. Cosa que me haya engañado Anf. Como esto no se divida, dice, Olimpio de mi vida.

Si á Olimpio quieres, y escribes,

quien este papel me dió. Silv. Ya llevo pensado yo, que á los dos nos han burlado.

Belis. Eso es queriendo engañar. Lee. Estoy del grande amor reconocida de Antriso, no hay que hablar hasta la muerte, primero la veré que se concierte, estraño amor, que quiero, y soy querida.

Silv. Anfriso, el papel despido, que antes es en tu favor, y á Olimpio muestra rigor. Anf. Como las partes divide tiene contrario sentido. Silv. Quien primero le leyó

á los dos nos engañó, todo el papel dividido. Bravo ingenio de muger!" Anf. Corrido estoy. Silv. Y lo estás con causa. Anf. Dí lo demas. Silv. Acábale de leer.

Lee. Necio será si intenta perseguirme, (que en conocer el bien no soy tan ruda) quien quiere de sus brazos dividirme. Yo quiero Anfriso, no mi amor se muda en tí, no hay que esperar de fé tan firme, esto confieso, en lo demas soy muda.

Anf. Este papel no decia yo quiero, y aquí paró la razon. Silv. Y á Anfriso no adelante proseguia.

Belis. El, no, Anfriso, va en la parte que prosigue, y dice ansí: No mi amor se muda en tí.

Anf. Que pueda de amor el arte mudar el sentido todo!

Belis. Quien te ha dado ese papel? Anf. Anarda, y quanto hay en él .: me lo leyó de otro modo. Belis. Ay, Anfriso, lo que es cierto

es, que pensó tu mudanza en Anarda hallar templanza

al fuego antiguo encubierto, con el temor que tenias, que si conmigo casabas á la muerte caminabas por jornada de tres dias. Mas como al fuego escondido adonde lo estaba yo, el mismo tiempo quitó las cenizas del olvido, vienes con tal fingimiento á que hagamos amistad; mas quien no trata verdad. no merece acogimiento. Vuélvete á Anarda, mi vida, que pues tú tienes creido,

que

que por Olimpio te olvido, quiero ver como te olvida: que hombre de quien tú creiste que me obligaba su talle, bueno será para amalle: celos mis ojos me diste; déxame que te dé celos, sufre como yo sufrí, que tambien me han hecho á mí con alma, Anfriso, los cielos. Lo que te aviso, mi bien, es, que mi puerta no veas, Porque si verme deseas, Verás á Olimpio tambien. Y como obligan enojos à hacer algun disparate, no quiero yo que te mate, no, por vida de tus ojos. Inf. Belisarda, espera, aguarda, ah, mi bien, oye. Belis. Qué quieres? oilv. Terribles sois las mugeres, Oye á Anfriso, Belisarda. Bel. Qué quieres, Silvio? Silv. Es posible que tomes esta venganza? Inf. Mi luz, mi amor, mi esperanza, ese es castigo terrible. Oye la disculpa mia, mátame si te ofendí, y no te vayas ansi, que es matarme con sangria: Plega á Dios sí á Anarda quiero. Belis. Ya no podeis ser creidos, Que andais trocando sentidos, y que me engañeis espero. Jurarás, y entenderás, quando mudes pensamiento, de otra suerte el juramento. Anf. Si yo hablare a Anarda mas. Belis. No te canses en cantar, Páxaro en jaula enemiga, que estoy mirando la liga en que me quieres cazar. Aves con menos cordura engaña con tal reclamo, que yo me voy á otro ramo adonde te oiga segura. Silv Belisarda, Belisarda. Auf. Déxala, Silvio, que es y2

baxeza, vamos que está esperandonos Anarda. No vuelve? Silv. No, me parece. Anf. Ni la cabeza? Silv. Tampoco. Anf. Pues haz cuenta que estoy loco, y mi humildad lo merece. Dice que si voy á vella veré á Olimpio. Silv. Hase vengado , no parece en todo el prado. Anf. Solia ser, Silvio, estrella, y ya la desdicha mia en cometa la volvió, que apenas rastro dexó del resplandor que tenia. Que por venganzas, y enojos dixese tal disparate, no quiero yo que te mate, no, por vida de tus ojos! Muerto soy, si ella me ha muerto, mal puede, Olimpio, matarme. Sale Bato.

Bat. Hoy acabo de curarme; apenas andar acierto, pedradas, y mordeduras me han puesto; pero aquí estan Anfriso, y su sombra. Anf. Hoy dan fin á mi amor mis locuras. Bato, has visto á Belisarda? está en su cabaña? Bat. No, que ahora al prado baxó, mas que la aurora gallarda. [sé:

Anf. Qué hay de Olimpio? Bat. Yo qué sé que anoche me llamó
Belisarda, y me pidió
una luz. Anf. Luz, para qué?

Bat. Tus papeles pienso que eran ciertas cosas que quemó, y auniun retrato ví yo.

Anf. Ya mis engaños qué esperan?

Bat. Arded, pardiez, les decia,
quando los ojos quemaba;
arded, pues en vos estaba
alma tan elada y fria.

Pero ansí á medio quemar
mas de una vez los besó,
y aun presumo que lloró,
queriendo el fuego apagar.
No quedó cinta, ni joya

E 2

que no pereciese allí, caballo de Grecia fuí.

Anf. Y ella Elena, Anfriso Troya.

Bat. Pues no debió de quedar
con gusto el papel quemando,
que andaba despues juntando
lo que estaba por quemar.
Pues una cinta leonada
medio quemada ví yo,
que á la muñeca la ató,
y aun faltó para lazada.
¿Si os quereis bien, en qué andais?

Anf. A buscarla, Silvio, vamos, sombra ofrecen estos ramos. Vanse.

Bat. Tarde buscandola vais, que mi amo me ha contado, que de la diosa Aduana ha de ser ninfa mañana.

Sale Cardenio.

Car. Lindamente se ha trazado.

Puesto detras del altar

á Ergasto le respondí,

y á mil pastores que allí
le fueron á acompañar,

que si de Arcadia un pastor
por Belisarda moria,

su marido viviria,

con que ha crecido el temor.

Todos van á consultarme,

dichoso el que ofrece mas.

Bato le coge con los brazos por detras.

Bat. Ahora no te me irás.

Car. Quién es? Bat. No hay engañarme, vengan mis perlas. Car. Quedito, con ellas vengo á buscarte.

Bat. Rustico, engaños aparte, que aquí no hay vino, ó cabrito. Sacalas en un tafetan colorado, y enseña la sarta.

Car. Veslas aquí, mentecato, y advierte bien que las ves, porque no digas despues que quiero engañarte, Bato. No son estas? Bat. Ellas son.

Car. Pues dexame, haré un conjuro.

Bat. Aqueso, no. Car. Yo te juro
que no hay engaño, ó traicion.

Sopla. Bat. Soplo. Car. Linda cosa.

Dale otro tafetan colorado, y guardo el de las perlas.

Ya no te puede venir mal por ellas; quiero ir en busca de Anarda hermosa:

Vase el Rustico.

á mas ver. Bat. Gran cosa es fingirse un hombre valiente; es el temor diligente, alas le puso en los pies.

Si él me muestra algun valor, las perlas, pierdo á la fe, lindamente las cobré.

Olim. Dulces engaños de amor, ¿ por qué me dais á entender, que puede haber esperanza donde no ha de haber mudanza de tan antiguo querer?

Bato? Bat. Galan mayoral?

Olim. ¿Qué hay de aquella bella ingrata!
que me da vida, y me mata
como deidad celestial?

Mi vida así se resuelve,
hacha en su mano encendida,
que si alta me dá la vida,
me mata quando me vuelve.

Bat. Olimpio, por darte gusto, á Belisarda le dí las perlas. Olim. Tomólas? Bat. Sí; pero con tanto disgusto, que á Ergasto su padre quiso darlas, y me amenazó, mas despues me las volvió.

Olim. Todos son miedos de Anfriso.

Bat. Díxome que te las diese,
tu atrevimiento culpando;
salí temblando, y rogando
que á Ergasto no lo dixese.
Estas son, quédate á Dios,
no me vea hablar contigo.

Olim. Oye. Bat. Temo su castigo, si ve que hablamos los des.

Vase, y dale el tafetan.

Olim. ¡Hay pastor de menos dicha
en toda Arcadia que yo?
que las perlas me volvió,
para firmar mi desdicha.

En fin significan llanto; pues vive Dios que he de hacerlas mil pedazos, salid perlas. Desenvuelve el tafetan, y halla un cordel en lugar de las perlas. Qué es esto, Júpiter santo? Esto es cordel, que un cordel en vez de perlas me envia Belisarda: ay suerte mia, colgad mi esperanza en él. Cuentan que un desden sué parte, quando de un balcon se ahorcó. Ifis, mas no que le dió la misma cuerda Anaxârte. Mas qué me lamento aquí? ella de la fuente viene. Sale. Belis. Así muera, y así pene quien pudo matarme ansí. Sea, ó no sea mudanza, él tiene de padecer, que esto tengo de muger, que es el descar venganza. Olim. Conoces, pastora bella, este tafetan? Belis. Yo no.: Olim. Y este cordel? Bel. Nunca yo, aunque es tan cruel mi estrella me vi tan desesperada. Olim. Unas perlas que te dí, : vuelve Belisarda ansi, siendo tú la celebrada de discreta, y de cortes? Belis. Tú, perlas, Olimpio, a mi? Olim. A Bato una sarta dí; pero no es bien que me 'des tan infame galardon. Bel. Tenme, Olimpio, por mas cuerda, que en mi vida se me acuerda haber hecho sinrazon. - 1 4 H. 1-1 Olim. Luego Bato me ha engañado? Belis. Son burlas entre pastores, y porque de mis rigores... no estés tan mal informado, quiero trocarte el cordel á esta banda. Olim. El cordel no, Vayan entrando Anfriso, y Silvio. que quiero guardarle yo para hacer un lazo del,

en que deste sauce verde el el el

cuelgue mi desconfianza; pues en esta banda alcanza lo que por desdicha pierde; y quiero darte la mia, aunque azul, que no son celos, sino color de los cielos. Anf. Ay, Silvio, verdad decia. Ya la vine à ver, y vi á Olimpio. Silv. Estoy admirado! su verde banda le ha dado. Anf. Y él la azul; qué aguardo aquí? Belis. Agradezca los favores Olimpio; ah que he visto á Anfriso! Padezca, pues él lo quiso, que á un desleal, dos traidores. Olim. De tantos merecimientos, señora, como en vos miro, algunas veces retiro mis cobardes pensamientos; mas á vuestra luz atentos, responde vuestra hermosura, que amandoos con fe tan pura, no os tendreis por deservida de ser dueño de una vida que morir por vos procura. Paso las noches, y diàs solo imaginando en vos;\ y en pensar que os hizo Dios para mis melancolias, no aumentan las ansias mias que me desprecieis, pues quanto me humillais, yo me levanto: solo me causa disgusto, que el aborrecer sea justo a un hombre que os quiere tanto. Pero en tan cruel estado, mas estimo de perdido ser de vos aborrecido, que de todo el mundo amado; gusto de ser desdichado, y me pesará por Dios, que me quieran esas dos estrellas de gloria llenas, porque no me falten penas. que puedan sufrir por vos. Aborrecido he querido obligaros con amaros, porque mas viene à obligaros

La Arcadia, comedia famosa

234 amaros aborrecido.

Y no hayais temor de olvido, que antes que sea posible faltar mi amor invencible de obligacion tan forzosa, dexaréis de ser hermosa, que es el mayor imposible.

Belis. Por el gusto que me ha dado esa humildad, daros quiero de mi rostro un verdadero retrato, harto bien pintado, con este liston leonado. En mi nombre le traeréis.

Olim. Si tanta merced me haceis,

quién podrá seros ingrato? Anf. Que le ha dado? Silv. Su retrato. Anf. Ojos, qué mirais, qué veis! Olim. Dos quiero por este daros, y aun son pequeños despojos, que en las niñas de esos ojos los retraté con miraros; dellos quiero trasladaros al alma. Anf. Celos de dos Dios, me dais. Belis. Yo me voy. Olim. 2 pero acompañaros quiero.

Bel. Seguidme. Olim. Si por vos mnero, preguntaldo. Bel. A quien? Ol. A vos. Vanse los dos de las manos.

Anf. Fueronse juntos? Silv. Mira qué se puede fiar en tal sugeto.

Anf. Su libertad me admira: de celos, Silvio, es el postrero efeto volver á un hombre loco, con que el alma y la vida tiene en poco. Pues no mas alma y vida; piérdanse vida y alma juntamente. la libertad perdida, prado, montaña, selva, monte, y fuente, Îlorad al pastor vuestro, si os mueve aquel amor antiguo nuestro.

/ Ya se murió, pastores, aquel pastor que tanto habeis amado: Ilorad silvestres flores, selva, montaña, bosque, fuente, y prado, Belisarda, os aviso, que adora á Olimpio, y aborrece á Anfriso. Aves que aquí la vistes, ya no espereis que á ver un muerto vuelva, cantad endechas tristes, bosque, fuente, montaña, prado, y selva,

decilda, que es ingrata.

Silv. Si ella no vuelve, mi pastor se mata.

Aunque Olimpio me vea quiero llamarla. Anf. Que con él se embosque quien habrá que tal crea? prado, montaña, selva, fuente, y bosque, murmurad arroyuelos, que Belisarda me mató de celos.

Salen Cardenio, y Bato.

Car. Tengo el libro que digo de secretos famosos. Bat. ¿Y no puedo. verle, Rustico amigo?

Car. Que lo digas á nadie tengo miedo,

contiene cosas graves.

Bat. Tu ciencia cantan las parleras aves. Anf. Ola, quién va? Bat. Qué es esto?

Anf. De quién sois almas? respondedme, sombras.

Car. No es este Anfriso? Anf. Presto.

Bat. ¿Cómo, ó porqué razon sombra me nombras?

Car. Adonde vas? qué tienes?

Anf. Voy á mis males, y perdí mis bienes.

Qué nuevas hay del mundo

tú que vienes de allá? Bat. Loco se ha vuelto

Antriso, amor profundo.

Car. Señor, el mundo todo está revuelto,

los grandes, y los chicos,

los pobres, y los ricos. Anf. Pues hay ricos?

Car. Los que tienen dinero.

Anf. ¿ Riqueza puede haber adonde hay muerte?

qué nuevas hay, grosero?

Car. Señor, que vence al flaco el que es mas tuerte,

hasta tragarle vivo, que está libre el pedir, y el dar cautivo.

Que mueren avarientos, y pródigos heredan sus haciendas: que hay muy pocos contentos,

y que los desengaños ponen tiendas

de espejos á los años,

y que ninguno compra desengaños. Que quanto un hombre adquiere

le gasta su muger en locas galas: que la ignorancia quiere

entronizarse con prestadas alas; y que el ingenio, y ciencia

piden limosna; y pierden la paciencia.

La envidia hace su oficio,

la soberbia desprecia como suele,

la virtud huye al vicio,

el vicio á la virtud, el tiempo muele,

y llegan de mil modos

con sus costales, á la muerte todos. Anf. Hay pleytos? Car. Quándo faltan?

Anf. L'astima tengo à quien los averigua,

no á quien los trata. Car. Saltan de entre los pies, que es su costumbre antigua.

Anf. Hay celos? Car. Qué son celos? . . . .

Anf. Un infierno de amor, color de ciclos.

Car. Que tú los tienes creo,

segun estás; mal hace Belisarda ...

La Arcadia, comedia famosa

en este ageno empleo.

Bato, temblando estoy. Anf. Cardenio, aguarda, sabes alguna cosa?

Car. Que estima á Olimpio Belisarda hermosa.

Anf. O perro, eso sabias?

morir tienes. Car. Ayúdame aquí, Bato.

Bat. Para qué le decias

que amaba á Olimpio? Anf. Pagarás, ingrato, la nueva desta suerte.

Car. Bato, que me deguella. Bat. Tente fuerte; súeltale, Anfriso amigo,

súeltale. Anf. Quién lo manda? Bat. Belisarda.

Anf. Adónde está? Bat. Contigo. Anf. O, pastora bellísima y gallarda!

Bat. Esto faltaba agora,

¿ yo tengo cara, ay triste, de pastora?

Anf. Vuelve esos bellos ojos. Car. Por este sauce treparé ligero.

Sube el Rustico en un árbol.

Anf. ¿Por qué me das enojos, pues yo te adoro? Bat. Aquí perezco, y muero; Rustico, dame ayuda, ano hay un pastor que á socorrerme acuda?

Ah, Cardenio, deciende. Car. No baxaré si el mundo me lo manda.

Bat. Pastor que me pretende.

Anf. ¿Cómo á Olimpio dexo llevar mi banda? pues donde está? Bat. Allí viene:

valedme pies. Car. Cipróse. Anf. Banda tiene. ¿Si es este que subido

está en aqueste sauce? Ola, quién eres?

Car. No lo ves en el nido?

un paxarote soy. Anf. Baxa si quieres; piedras harán que baxes.

Car. Espera, espera. Anf. Páxaros he visto, mas no destos linages.

Car. Soy un urraco, y hombre. Anf. Conquisto el monte, y la ribera,

la banda me has de dar, Olimpio. Car. Espera. Ya baxo, pero advierte

que yo no soy Olimpio. Anf. Belisarda lo dixo. Car. Desta suerte

pienso escaparme. Anf. O, perco ingrato, aguarda.

Car. Estraño desvario.

Anf. Así pienso arrojarte en ese rio.

Car. Ay cielos, que me has muerto!

Anf. Por las ondas del agua va nadando.

Tro. . "F. ....

Arroja Anfriso á Cardenio, y salen Belisarda,

Belis. Estraño desconcierto!

Silv. No le ves con los árboles hablando?

Belis. Anfriso, qué es aquesto? [presto?

Anf. Que he muerto à Olimpio. Belis. Tal furor tan

Anf. Presto te ha parecido,

Belisarda cruel? Belis. Saben los cielos

que todo sué singido,

por darte celos, que me diste celos;

y si me das amores,

Anf. Pues dónde Olimpio queda?

Belis. Ya le he dicho que dexe sus engaños.

Anf. No habrá cosa que pueda,

dulce enemiga, reparar mis daños:

tarde remedio espero.

Belis. Calla por Dios. Anf. Déxame hablar, pues mue-

Belis. ¿ No basta que yo diga

que todo sué sirgido? Silv. Calla un poco,

pues la razon te obliga.

Anf. ¿Cómo puedo callar de celos loco?

O terribles agravios!

mátasme el alma, y ciérrasme los labios.

Belis. Advierte, vida mia,

que estoy arrepentida de tu pena.

Silv. Anfriso, ya es porfia

injusta. Anf. Tengo el alma de amor llena;

aumentas mis agravios,

mátasme el alma, y ciérrasme los labios.

Belis. Con qué tendrás sosiego?

Anf. Con que te cases hoy, mi bien, conmigo.

Belis. Y si has de morir luego?

Silv. No hará, que Silvio es verdadero amigo;

yo moriré en las aras,

porque os goceis los dos, en qué reparas?

Anf. Pues yo sufrir tenia

que murieses por mí? Silv. Quando no quieras

sabré yo aqueste dia

pedir el sacrificio. Anf. Hablas de veras?

Silv. Exemplo eres de amores,

y yo de amigos, aprended pastores.

Vase.

Anf. Belisarda, mi amigo
va á morir por los dos, aquí me aguarda.

Vase.

Belis. Vaya Apolo contigo.

Anar. Qué murmuras mi nombre?

Belis. Tu nombre, Anarda, toda Arcadia asombre. Anar. ¿Pues de qué puedes culparme? Car. Otro furioso tenemos? Belis. De la traicion que me has hecho; Anar. Sabeis como Silvio muere? mas no se te ha de lucir, que ya queda descubierto el engaño de la carta: hoy los dos nos casarémos que Silvio quiere morir, como amigo verdadero, por Antriso, y van los dos juntos al Templo de Venus; este sí que es buen amigo, y no tú, pues de su pecho ofrece la propia sangre, y tú envidiosos enredos; aunque te pese ha de ser

Vanse. Anfriso mio. Anar. Hay suceso mas lastimoso, y estraño! triste, qué remedio tengo! ya la verdad se ha sabido, mi engaño se ha descubierto; cómo podré, muerto Silvio, estorbar el casamiento? pero no será dificil, dando voces á los cielos. que no consientan que muera pastor tan noble, y discreto, por solo el gusto de Anfriso.

Sale Cardenio ari opado, como que sale del rio, y Bato con él.

Bat. Que te arrojó? Car. Por el viento no va pelota veloz como él arrojó mi cuerpo: tiritando estoy de frio; si no sé nadar perezco. In obtanti

Bat. Que hasta el rio te arrojó? Car. Tal cuentan de Hércules Griego,

quando estrelló al pobre Licas. Anar. Piérdase el honor, pues pierdo la vida: quién vá? Pastores, [denio. quién sois? But. Yo, Bato. Car. Carsoy yo pasado por agua, 💎 🚟 🖟 por lo que tengo de huevo. Anar. Sabeis que se casa Anfriso?

Car. El monte se abrasa en celos. Anar. Sabeis como me han quitado la vida? Bat. Aun este suceso mejor se puede sufrir, porque es el peligro menos, que Anfriso hacerme pastora, y poner, loco de celos, en contingencia mi honor, pues si ésta me hace su dueño, no pienso mostrarme ingrato.

Anar. Rustico, qué haré, que muero? Car. Para amor, buscar, Anarda, algun entretenimiento, . pues no has de mudarle en otro, siendo tan casto tu pecho.

Anar. Ay que te podré decir, Carillo, ya no hay contento, ya el placer se me acabó. Car. Mucho estos celosos tiemblo. Anar. Que en su lugar me dexó

suspiros, ansia, y tormento. Bat. Que bien puedes alegrarte, pastora, y entretenerte.

Anar. Ya ninguna cosa es parte hasta que la misma muerte desta tristeza me aparte. Tristezas y soledades ;: que me han causado querellas, y me han costado verdades, porque contrarias estrellas no conforman voluntades, divierten mi pensamiento de procurar alegría, ya me condeno á tormento. que donde haberle solia, Carillo, ya no hay contento. Quien no mereció tener placer de que se alegrar, nunca tuvo que perder, porque no hay mayor pesar, que haber perdido el placer. Tiempo fué que tuve yo

el placer que me ha faltado, con que el pesar se aumentó; pero como era prestado, ya el placer se me acabó. Car. La fortuna siempre ha sido con las mudanzas muger. Anar. No lo sué para mi olvido: tal estoy, que vengo á ser sombra de mi bien perdido. En Anfriso el bien me dió, que me ha trocado en desden, y como soy sombra yo, llevose el sol de mi bien, y en su lugar me dexó. De manera que he quedado por sombra de lo que fuí, en tan miserable estado, que solo viven en mí memorias del bien pasado. a Sin ser estoy, ya no siento; aunque sin sentido estoy, del mal tengo sentimiento: nada soy, que solo soy suspiros, ansia, y tormento. Pero dime, pastoresabio, ¿ en qué entretenerme puedo, si ese es remedio de amor? Car. En cazar por esos cerros aves que en el ayre nadan, y por la tierra, los ciervos; y para que te entretengas tres cazas decirte quiero, con que yo por estos valles · muchas veces me divierto: la primera es para grullas. [prendo Anar. De qué suerte? Car. Aun cordel Anar. Sabes con qué caza amor? un ajo. y échole al ayre: pasan siempre unas tras otras; and Anar. Harta tengo, te prometo. la primera el ajo asiendo, car de Car, Son celos de Belisarda? como le siente caliente que la Anar. Mejor dixeras infiernos. por detras le arroja luego; la que camina tras ella que Silvio muere por ellos.

coge el ajo, y prosiguiendo se ensartan unas en otras: yo en mirando el cordel lleno tiro, y coxo tantas grullas quanto es el cordel que tiendo. Anar. Notable caza, y me agrada. Car. Es cosa de gran contento ver como se ensartan todas. Anar. Sabes otra? Car. Muchas tengo: quieres una para liebres? pues toma en lluvioso tiempo un agraz, y quando sale el sol, vete á un campo desos: ellas salen á que el rayo las caliente todo el cuerpo, y para mirar al sol cierran siempre el ojo izquierdo; tú con el agraz has de ir, y echarselo en el derecho, con que es fácil, si las ciegas cogerlas como durmiendo. Anar. Y la otra caza quál es? [niendo Car. De urracas. An. Di á ver. Car. Poá un asno que esté matado una mano de mortero en la cola en este soto, baxan á picarle luego; el pollino como siente aquel dolor, revolviendo la cola para espantallas, con la mano de mortero que tiene asida á la cola mata dos costales llenos.

Anar. Qué justamente te llaman Rustico. Car. Y dello me precio. Car. Pues no, con liga de celos. las grullas por el invierno: Anar. Y qué caza? Car. Pesadumbres. Anfriso, y ella se casan,

Salen Ergasto, y Salicio. Sal. Si aquesto consintiere Arcadia, Ergasto, and yo juntaré mis deudos. Erg. Estás loco? y Sal. Yo solo digo que á estorbarlo basto. Erg. Silvio quiere tener su vida en poco,

Silvio quiere morir. Sal. Envidia tengo, que con su dicha á envidia me provoco.

Erg. Ya que las bodas trágicas prevengo de Antriso y Belisarda, no deshagas la concertada paz en que yo vengo.

Sal. Qué bien mi amor y mis deseos pagas!
no soy tu yerno yo? Erg. Serás, Salicio,
mi yerno quando á Venus satisfagas.

Anar. Salicio, si es de amigo, ó no es oficio el que hace Silvio, no por eso quede, que yo quiero morir en tu servicio.
Si Ergasto á Belisarda te concede, yo moriré en las aras de la diosa, que un verdadero amor la muerte excede. Salicio, Belisarda fué tu esposa,

si está en hallar quien muera, yo me ofrezco. Sal. ¿Por qué quieres morir, pastora hermosa?

Anar. Porque la vida inutil aborrezco.

No me preguntes mas. Sal. No eres, pastora, bella victima túz que vo merezco.

bella victima tú; que yo merezco.

Erg. Anarda, qué locura te desdora
aquel claro juicio que has tenido?
por qué quieres morir tan necia ahora?

Anar. La causa yo la sé, la muerte pido; entiéndame quien puede, yo me entiendo, yo os doy lo que mas tengo aborrecido. Ni vida quiero yo, ni la pretendo.

Car. No la creais, pastores, que está loca.

Anar. Si yo quiero morir, en qué os ofendo?

si presumis que mi razon es poca,

probad á estar celosos. Erg. Salen celos

como las calenturas á la boca.

Salen Silvio, y Anfriso.

Anf. No lo permitan, ni es razon, los cielos:
vuelve, Silvio, en tu acuerdo. Silv. Estoy corrido,
Anfriso, de tus ansias, y desvelos;
si morir un pastor decreto ha sido
de la ofendida diosa, morir quiero:
pastores, qué aguardais? la muerte pido.
Y yo no soy amigo lisonjero
de los que en esta edad solo acompañan
los gustos del amigo verdadero.

Erg. Ya de piadosas lágrimas se bañan mis ojos, qué he de hacer? Silv. Si los amigos ningum peligro de la vida estrañan, que yo vine primero sois testigos, a morir por Salicio. Anf. Y a qué efeto?

Anar. A efeto de matar mis enemigos:

De Lope de Vega Carpio.

Salicio es yerno tuyo, este decreto en mí se cumpla, abrid el templo, y muera quien supo amar tan desleal sugeto.

Anf. Anarda, si tu intento persevera, mira que perderás la honra, y vida.

Anar. Esa puede estimar quien bien la quiera.

Anf. Por qué quieres morir? Anar. Por ofendi

Anf. Por qué quieres morir? Anar. Por ofendida.
Anf. Por qué pierdes tu honor? An. Por desdichada.
Anf. Pues quién te ha dado causa? An. Quien me olvida.
Anf. La vida pierdes? Anar. No la estimo en pada.

Anf. La vida pierdes? Anar. No la estimo en nada. Anf. Pastores, que está loca. Anar. Y lo confieso.

Anf. Vive, Anarda, por Dios. An. Morir me agrada,

que no es justo vivir perdido el seso.

Salen Belisarda, y Olimpio. elis. Déxame, que es sinrazon, Impio, aunque me perdones, pedir palabras á quien dixo celosa entonces. Luego celosa de Anfriso ne estabas diciendo amores? elis. ¿ Pues puede ser olvidado, Olimpio, el Rey de los hombres? m. Vive Jupiter, aleve, que le de hacer que no le goces. en. No á lo menos que le olvide, que pienso quererle al doble. im Pastores, yo soy Olimpio, señor del mas alto monte de la pastoral Arcadia; por mi mal vine, pastores, à las bodas de Salicio, Belisarda enamoróme, Servila, escuchó mis ruegos, y no despreció mis dones, cultivé mis pensamientos sombra de sus favores; quando pido la palabra, dice que no me conoce, Perdona, Salicio amigo, que estas no fueron traiciones; Pues tú dexaste la empresa. 4. Y fué hazaña de hombre noble; mas qué puedes tú pedir, Quando por Anfriso ponen , vida Silvio, y Anarda Por mí? Olim: Crueldades inormes, do se han de sufrir, Ergasto,

Pues no es el Arcadia adonde

los Citas, y Bracamanos, unos á otros se comen; si Anfriso y Salicio quieren á Belisarda conformes, mueran por ella, y no Silvio, ni Anarda, porque los dioses no querrán esta crueldad, se i han de tener este nombre.

Erg. Olimpio dice muy bien, echen suertes, y al que toque morir, aplaque la diosa, y el dichoso se despose con Belisarda. Sal. Yo digo que lo aceto, y que se tomen [pio, las suertes. Anf.: Quieres tú, Olimentrar en ellas? Olim. Escoge las que quisieres, Anfriso, que ya mi amor se dispone á morir por Belisarda.

Belis. No puede ser sin mi órden executado ese acuerdo que vuestro pecho propone, porque si Anfriso no sale con buena suerte, pastores tengo de morir con él.

Anar. Tú dices esas razones?

Belis. Yo las digo, Anarda, yo,
que no hayas miedo que tornes
à los engaños pasados,
ni que con cartas provoques,
leidas con dos sentidos,
à que te digan amores:
finalmente me requelvo,
si duran vuestras pasiones,
à executar de Diana

la caza en ocultos montes: que volaban por los montes, no dudeis que tome el arco, ... y los fieros pasadores; ya contra cobardes ciervos; ya contra fieros leones .... que yo solo quiero sa Amfrisos

Anf. : Qué pecho de duro bronceá lástima no se mueve ? 1 :: Diosa que los ayres rompes cuyo imperio-constituyen .: :. c. los humanos cofazones ç duélete de mí, pues dicen ! ... antiguos habitadores desta tierra, que soy hijo tuyo, y no de pastor pobre, sino del divino Marte; 14 así, gran diosa, coronens. mirto's tus aras, y en ellas quemen para siempre aloes, A in que me des algun remedio. Erg. Paso, la diosa responde.

la diosa Venus, y Cupido. Dios. Yo no he mandado matar á nadie, que son traiciones h .. y del Rústico, que mil veces in o detras de mi altar se pone; antes quiero que merezcan los trabajos, los dolores de Aufriso, Ergasto, á tu hija.

Abrese un templo por lo alto, y vense

Cierrase. Anf. Versos, y prosas te loen. Silv. O, traidor Rustico, ¿tú ' ... fuiste destas invenciones autor? agárrale, Bato: -- 19 Car. Yo lo confieso, pastores: yo enseñaba a hablar las aves "

C' Cills , E L L Since

porque me llami sen sabio, indication to to conocen; es det is del altar de Venus - Ang con mist nens voces "los or culos que veis. but. To dereces que te ahorques

mir-inimos has vehido, - pågarás, tantos golpes ing dieron por tiserialios, wikibradores; quanto lobo me fingiste me diefon mil mordiscones, los perros de los ganados, y de las casas los gozques: pagarás el vino, y perlas.

Car. Bato, merezco que un rob lleve por fruta mi cuello; mas súeltame, así te goces, y daréte dos cabritos. Bat. Harás los niños que lloren?

Car. No haré por Dios. Erg. Pu Vanse-Bato, y Cardenio. tanto, Anfriso, te socorren da la mano á Belisarda; y si ver que se interponen mis canas, y autoridad, obligare á Anarda, adornen su cuello brazos de Olimpios Anar. Como Olimpio no se en

de mi antiguo pensamiento. Olim. Porque th' él mio perdor te doy la inano. Erg. Pues : celebrense aquesta noche las bodas, y en su principio dé fin la Arcadia de Lope.

राधक गर गा ।

## וחוצה ולב יותו זו ביוו בו. succession F I Nescociois

1804.

Se hallará en Madrid en las Librerías de Castillo, frent Gradas de San Felipe el Real; en la de Sancha, calle del Li en el puesto de Sanchez, calle del Principe.

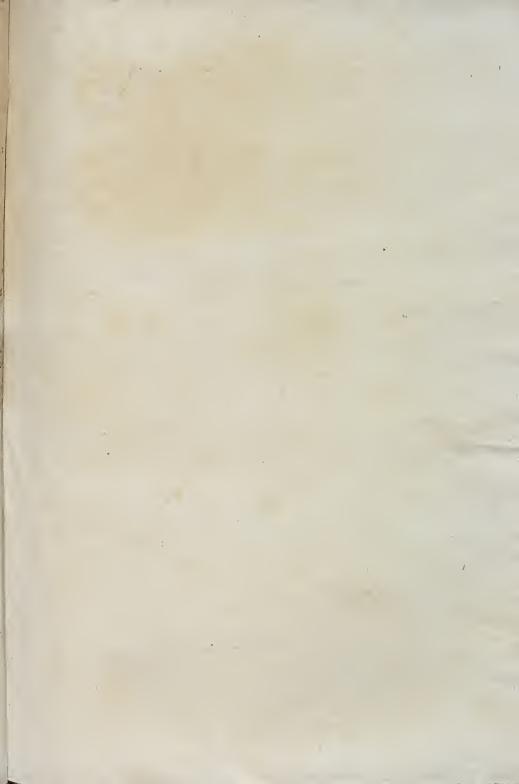





